

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/







706 III H. (2013)

233657 f.2

, · , · •

Padre Soft to the state of the



# HISTORIA

# DE LA FLORIDA

POR EL INCA

GARCILASO DE LA VEGA.

NUEVA EDICION.

TOMO L

MADRID.

IMPRENTA DE VILLALPANDO.

1802.

caballero escribiesemos acta historia, sirviéndole yo de escribiente; y aunque de ambas partes se deseaba el efecto, lo estorvaban los tiempos y las ocasiones que se ofrecieron, ya de guerra, por acudir yo á ella, ya de largas ausencias que entre nosotros hubo, en que se gastaron mas de veinte afios. Empero creciéndome con el tiempo el deseo, y por otra parte el temor que si alguno de los dos faltaba perecia nuestro intento, porque muerto yo no habia él de tener quien le incitase y sirviese de escribiente, y faltándome él no sabia vo de quien podria haber la relacion que él podia darme, determiné atajar los estorvos y dilaciones que habia, con dexar el asiento y comodidad que tenia en un pueblo donde yo vivia, y pasarme al suyo, donde atendimos con cuidado y diligencia á escribir todo lo que en esta jornada sucedió desde el principio de ella hasta su fin, para honra y fama de la nacion Española, que tan grandes cosas ha hecho en el Nuevo Mundo, y no menos de los Indios que en la historia se mostraren, y parecieren dignos del mismo honor.

En la qual historia, sin las hazañas y trabajos que en particular y en comun los Christianos pasaron é hicieron, y sin las cosas notables que entre los Indios se hallaron, se hace relacion de las muchas y muy grandes provincias que el Gobernador y Adelantado Hernando de Soto, y otros muchos caballeros

muchas veces fue caudillo, y se halló en todos los sucesos de este descubrimiento, y así pudo dar la relacion de esta historia tan cumplida como vá; y si alguno digere lo que se suele decir, queriendo motejar de cobardes ó mentirosos á los que dan buena cuenta de los particulares hechos que pasaron en las batallas en que se hallaron: que si pelearon. scómo vieron todo lo que en la batalla pasó? y si lo vieron ; cómo pelearon? porque dos oficios juntos como mirar y pelear no se pueden hacer bien? se responde: que era comun costumbre entre estos soldados, como lo es en todas las guerras del mundo, volver á referir delante del General y de los demas Capitanes los trances mas notables que en las

batallas habian pasado: y muchas veces, quando lo que contaba algun capitan ó soldado era muy hazañoso y dificil de creer, lo iban á ver los que lo habian oido, por certificarse del hecho por vista de ojos: de esta manera pudo haber noticia de todo lo que me relató para que yo lo escribiese: y no le ayudaban poco para volver á la memoria los sucesos pasados, las muchas preguntas y repreguntas que yo sobre ellos, y sobre las particularidades y calidades de aquella tierra le hacia.

Sin la autoridad de mi autor tengo la contestacion de otros dos soldados testigos de vista que se hallaron en la misma jornada, el uno se dice Alonso de Carmona, patural de la villa de Priego, el qual, habiendo peregrinado por la Florida los seis años de este descubrimiento, y despues otros muchos en el Perú, y habiéndose vuelto á su patria, por el gusto que recibia con la recordacion de sus trabajos pasados, escribió estas dos peregrinaciones suyas, y así las llamó; y sin saber que vo escribia esta historia, me las envió ambas para que las viese, con las quales holgué mucho, porque la relacion de la Florida, aunque muy breve, y sin órden de tiempo ni de los hechos, y sin nombrar provincias, sino muy pocas, cuenta, saltando de unas partes á otras, los hechos mas notables de nuestra historia.

El otro soldado se dice Juan Coles, natural de la villa de Zafra, el qual escribió otra desordenada y breve relacion de este mismo descubrimiento, y cuenta las cosas mas hazañosas que en él pasaron. Escribiólas á pedimento de un Provincial de la provincia de Santa . Fé, en las Indias, llamado Fray Pedro Aguado, de la religion del Seráfico Padre San Francisco, el qual, con deseo de servir al Rey Católico Don Felipe II, habia juntado muchas y diversas rélaciones de personas fidedignas, de los descubrimientos que en el Nuevo Mundo hubiesen visto hacer; particularmente de esto primero de las Indias, como son todas las islas que llaman de Barlovento. Vera-Cruz, Tierra-Firme, Darien, y otras provincias de aquellas regiones, las quales relaciones dexó en Córdoba en po-

der y guarda de un impresor, acudió á otras cosas de la obediencia de su religion, y desamparó sus relaciones, que aun no estaban en forma de poderse imprimir. Yo las vide, y estaban muy mal tratadas, comidas las medias de polilla y ratones. Tenian mas de una resma de papel en quadernos divididos, como los habia escrito cada relator, y entre ellas hallé la que digo de Juan Coles; y esto fue poco despues que Alonso de Carmona me habia enviado la suya; y aunque es verdad que yo habia acabado de escribir esta historia, viendo estos dos testigos de vista tan conformes con ella, me pareció, volviéndola á escribir de nuevo. nombrarlos en sus lugares, y referir en muchos pasos las mismas

palabras que ellos dicen, sacadas á la letra, per presentar dos testigos contestes con mi autor, para que se vea como todas tres relaciones son una misma.

Verdad es que en su proceder no llevan sucesion de tiempo, sino es al principio, ni órden en los hechos que cuentan, porque van anteponiendo unos, y posponiendo otros: ni nombran provincias, sino muy pocas y salteadas; solamente van diciendo las cosas mayores que vieron, como se iban acordando de ellas; empero cotejados los hechos que cuentan con los de nuestra historia, son ellos mismos; y algunos casos dicen con adicion de mayor encarecimiento y admiracion, como los verán notados con sus mismas palabras.

. Estas inadvertencias que tuvieron, debieron de nacer de que no escribieron con intencion de imprimir, á lo menos el Carmona, porque no quiso mas de que sus parientes y vecinos leyesen las cosas que habia visto por el Nuevo Mundo; y así me envió las relaciones como á uno de sus conocidos, nacido en las Indias, para que yo tambien las viese. Juan Coles tampoco puso su relacion en modo historial, v la causa debió de ser, que como la obra no habia de salir en su nombre, no se le debió de dar nada por ponerla en órden, y dixo lo que se le acordó, mas como testigo de vista que como autor de la obra, entendiendo que el padre provincial que pidió la rela-. cion la pondria en forma para

poderse imprimir; y así va la relacion escrita en modo procesal, que parece que escribia otro lo que él decia; porque unas veces dice : este testigo dice esto y esto; otras: este declarante dice que vió tal y tal cosa; y en otras habla como que él mismo la hubiese escrito, diciendo, vimos esto, hicimos esto, &c. Y son tan cortas ambas relaciones, que la de Juan Coles no tiene mas de diez pliegos de papel de letra procesada, muy tendida; y la de Alonso de Carmona tiene ocho pliegos y medio, aunque por el contrario de letra muy recogida.

Algunas cosas dignas de memoria que ellos cuentan, como decir Juan Coles, que yendo él con otros infantes (debió de ser sin orden del General) halló un templo con un ídolo guarnecido. con muchas perlas y aljofar, y que en la boca tenia un jacinto. colorado de un geme en largo, y como el dedo pulgar en grueso, y que lo tomó sin que nadie lo viese, &c, esto y otras cosas semejantes no las puse en nuestra historia, por no saber en quales provincias pasaron; porque en esto de nombrar las tierras que anduvieron, como vá lo he dicho, son ambos muy escasos, y mucho mas el Juan Coles: en suma digo que no escribieron mas sucesos de aquellos en que hago mencion de ellos, que son los mayores; y huelgo de referirlos en sus lugares, por poder decir que escribo de relacion de tres autores contestes: sin los quales tengo en mi favor una gran merced que un Coronista de la Magestad Católica me hizo por escrito, diciendo entre otras cosas lo que se sigue: Yo he conferido esta historia con una relacion que tengo, que es la que las reliquias de este excelente Castellano que entró en la Florida hicieron en Mexico á Don Antonio de Mendoza, y hallo que es verdadera, y se conforma con la dicha relacion, &c.

Esto baste para que se crea que no escribimos ficciones, que no me fuera lícito hacerlo habiéndose de presentar esta relacion á toda la república de España, la qual tendria razon de indignarse contra mí si se la hubiese hecho siniestra y falsa.

Ni la Magestad eterna, que es lo que mas debemos temer, de-

#### XVIII

xára de ofenderse gravemente, si pretendiendo yo incitar y persuadir con la relacion de esta historia á que los Españoles ganen aquella tierra para aumento de nuestra santa Fé Católica, engañase con fábulas y ficciones á los que en tal empresa quisiesen emplear sus haciendas y vidas; que cierto, confesando toda verdad digo, que para trabajar y haberla escrito no me movió otro fin sino el desco de que por aquella tierra tan larga y ancha se estienda la Religion Christiana; que ni pretendo, ni espero por este largo afan mercedes temporales; que muchos dias ha desconfié de las pretensiones, y despedi las esperanzas por la contradiccion de mi fortuna: aunque mirándolo desapasionada-

mente debo agradecerle muy mucho el haberme tratado mal; porque si de sus bienes y favores hubiera partido largamente conmigo, quizá yo hubiera echado por otros caminos y senderos que me hubieran llevado á peores despeñaderos, ó me hubieran anegado en ese gran mar de sus olas y tempestades, como casi siempre suele anegar á los que mas ha favorecido y levantado en grandezas de este mundo; y con sus disfavores y persecuciones me ha forzado, á que habiéndolas yo experimentado le huyese y me escondiese en el puerto y abrigo de los desengañados, que son los rincones de la soledad y pobreza, donde consolado y satisfecho con la escasez de mi poca hacienda, paso una vida (gracias al Rey de los Reyes, y Sefior de los Sefiores) quieta y pacífica, mas envidiada de ricos, que envidiosa de ellos: em la qual, por no estar ocioso, que cansa mas que el trabajar, he dado en otras pretensiones y esperanzas de mayor contento y recreacion del animo que las de la hacienda, como fué traducir los tres Diálogos de Amor de Leon Hebreo; y habiéndolos sacado á luz, dí en escribir esta historia; y con el mismo deleyte quedo fabricando, forjando y limando la del Perú, del origen de los Reves Incas, sus antiguallas, idolatría y conquistas: sus leyes, y el orden de su gobierno en paz y en guerra, en todo lo qual, mediante el favor Diving, voy yá casi al fin. Y aunque son trabajos, y no pequeños, por pretender y afinar yo á otro fin mejor, lostengo en mas que las mercedes que mi fortuna pudiera haberme hecho, quando me hubiera sido próspera y favorable; porque espero en Dios que estos trabaios me serán de mas honra y de mejor nombre que el vínculo que de los bienes de esta señora pudicra dexar. Por todo lo qual antes le soy deudór que acreedor, y como tal le doy muchas gracias, porque á su pesar, forzada de la Divina Clemencia, me dexa ofrecer y presentar esta Historia á todo el mundo, la qual vá escrita en seis libros (\*) conforme á los seis años que en la jornada se gastaron.

<sup>(\*).</sup> En el tomo primero de la nueva edicion de la historia general del



Perú que acabamos de publicar, hemos dado razon de los motivos quetuvimos para suprimir esta division arbitraria, los mismos que desde luego se nos presentaron á la vista para hacer en esta igual supresion. Tambien la dimos, y bastante extensa de las causas que nos estimularon á emprender la reimpresion de aquella obra, y una idea sucinta, ó llamese analisis, de su contenido, juntamente con algunas advertencias relativas á una y á otra, es decir á la historia del Perú y de la Florida: así los que quieran saciar su curiosidad podrán recurrir al citado prólogo, que puede mirarse como una introduccion á las obras de este ilustre mestizo. Por esto no nos ha parecido del caso repetir aquí lo que allí dexamos dicho, que es lo único que podriamos hacer, á no ser que quisiésemos detenernos en discusiones y refutaciones agenas del plan

que se propuso el Inca, que fué transmitir á la posteridad los famosos hechos y asombrosas proezas de los Castellanos é Indios, como lo anuncia en su proemio, y justificar la buena memoria del Adelantado Hernando de Soto, vulnerada cruelmente por algunos escritores ingleses, franceses é italianos.

Aunque parece este el lugar mas propio para hablar del descubrimiento de la Florida oriental y occidental y de sus descubridores, de sus antiguos nombres, y de su extension y límites, por no sacar las cosas de su quicio, y apropiarnos un trabajo ageno, lo suspendémos para el tomo quinto, que es en donde se dará principio al ensayo cronológico para la historia general de la Florida, obra del juicioso é infatigable Señor Don Andres Gonzalez de Barcia, de los Consejos de Castilla y Guerra, conocido baxo el defectuoso anagrama

#### KXIV

de Don Gabriel de Cárdenas & Cano, quien en su erudita introduccion al referido Ensayo trata á fondo todos estos puntos, revatiendo como zeloso patricio, con unos hechos incontestables, las groseras injurias que en todos tiempos ha vomitado contra nuestras glorias nacionales la negra envidia de las plumas extrangeras.



# HISTORIA

## DE LA FLORIDA.

## CAPÍTULO PRIMERO.

Hernando de Soto pide la conquista de la Florida al Emperador Carlos V: S. M. le bace merced de ella.

El Adelantado Hernando de Soto, gobernador y capitan general que fue de las provincias y señorios del gran reyno de la Florida, cuya es esta historia, con la de otros muchos caballeros Españoles é Indios, que para la gloria y honra de la Santisima Trinidad, Dios nuestro Señor, y con deseo del aumento de su santa fé católica, y de la corona de España pretendemos escribir, se halló en la primera conquista del томо I.

.

Perú, y en la prision de Atahualipa, Rey tirano, que siendo hijo bastardo usurpó aquel reyno al legítimo heredero, y fue el último de los Incas que tuvo aquella Monarquia, por cuyas tiranias y crueldades, que en los de su propia carne y sangre usó mayores, se perdió aquel imperio, ó á lo menos por la discordia y division que en los naturales su revelión y tirania causó, se facilitó á que los Españoles lo ganasen con la facilidad que lo ganaron (como en otra parte diremos con el favor divino) de la qual, como es notorio, fue el rescate tan soberbio, grande y rico, que excede á todo crédito que á historias humanas se puede dar, que segun la relacion de un contador de la hacienda de S. M. en el Perú, que dixo lo que valió el quinto de él; y por el quinto, sacando el todo, y reduciéndole á la moneda usual de los ducados de Cas-

tilla de á trescientos y setenta y cinco maravedis cada uno, se sabe que valió tres millones, doscientos noventa y tres mil ducados, y dineros mas, sin lo que se desperdició sin llegar à quintarse, que fue otra mucha suma. De esta cantidado y de las ventajas que como á tan principal capitan se le hicieron, y con lo que en el Cuzco los Indios le presentaron, quando él y. Pedro del Barco solos fueron á ver aquella ciudad, y con las dadivas que el mismo Rey Atahuallpa le dió (cá fue su aficionado, por haber sido el primer Español que vió y habló) hubo este caballero mas de cien mil ducados de parte.

Esta suma de dineros trajo Hernando de Soto, quando el y otros sesenta conquistadores juntos con las partes y ganancias que en Casamarca tuvieron se vinieron a Espafia: y aunque con esta cantidad de ŧ

tesoro; que entonces por no haber venido tanto de Indias como despues acá se ha traido valia mas que ahora, pudiera comprar en su tierramque era Villanueva de Barcarota / mucha mas hacienda que al presante se puede comprar, porque noestaban las posesiones en la estimay valor que hoy tienen, no quiso comprarla, antes levantando los pensamientos, y el ánimo con la recordacion de las cosas que por él habian pasado en el Perús, no conteneto con io ya trabajado y ganado. mas deseando emprender otras hazafias iguales ó mayores, si mayores podian ser, se fue á Valladolid, donde entonces tenia su corte el Emperador Carlos V, Rey de España, y le suplicó le hiciese merced de la conquista del reyno de la Florida. llamada así por haberse descubierto la costa dia de Pasqua Florida, que la queria hacer á su costa y riesgo,

gastando en ella su hacienda y vida por servir á S. M., y aumentar la corona de España.

Esto hizo Hernando de Sotomovido de generosa envidia y celo magnánimo de las hazañas nuevamente hechas en México, por el Marques del Valle Don Hernando Cortés, y en el Perú, por el Marques Don Francisco Pizarro, y el Adelantado Don Diego de Almagro, las quales él vió y ayudó á hacer. Empero como en su ánimo libre y generoso no cupiese ser súbdito, ni fuese inferior á los ya nombrados en valor y esfuerzo para la guerra, ni en prudencia y discrecion para la paz, dexó aquellas hazafias, aunque tan grandes, y emprendió estas otras para él mayores, pues en ellas perdia la vida y la hacienda que en las otras habia ganado. De donde por haber sido así hechas casi todas las conquistas principales

del nuevo mundo, algunos no sin falta de malicia, y con sobra de envidia se han movido á decir, que á costa de locos, necios y porfiados, sin haber puesto otro caudal mayor, ha comprado España el señorio de todo el nuevo mundo, y no miran que son hijos de ella, y que el mayor ser y caudal que siempre ella hubo y tiene, fue producirlos y criarlos tales que hayan sido para ganar el mundo nuevo, y hacerse temer del viejo: en el discurso de la historia usarémos de estos dos apellidos, Españoles y Castellanos, y adviertase que queremos significar por ellos una misma cosa.

### CAPÍTULO II.

Descripcion de la Florida. Quien fue su primero, segundo y tercero descubridor.

La descripcion de la gran tierra Florida, será cosa dificultosa poderla pintar tan cumplida como la quisieramos dar pintada; porque como ella por todas partes sea tan ancha y larga, y no esté ganada, ni aun descubierta del todo, no se sabe qué confines tenga.

Lo mas cierto, y lo que no se ignora es, que al mediodia tiene el mar océano, y la gran isla de Cuba. Al septentrion, aunque quieren decir que Hernando de Soto entró mil leguas la tierra adentro, como adelante tocarémos, no se sabe donde vaya á parar, si confine con la mar, ó con otras tierras.

Al levante viene á descabezar con la tierra que llaman de los Bacallaos, aunque cierto cosmografo frances pone otra grandisima provincia en medio, que llama la Nueva Francia, por tener en ella siquiera el nombre.

Al poniente confina con las provincias de las siete ciudades, que llamaron así los descubridores de aquellas tierras, los qualés, habiendo salido de México por orden del Visorey Don Antonio de Mendoza, las descubrieron año de mil quinientos treinta y nueve, llevando por capitan á Juan Vazquez Coronado, vecino de dicha ciudad. Por vecino se entiende en las Indias el que tiene repartimiento de Indios, y esto significa el nombre vecino, porque estaban obligados á mantener vecindad donde tenian los Indios, y no podian venir á España sin licencia del Rey, so pena que pasados los dos años que no hubiesen mantenido vecindad, perdian el repartimiento.

Juan Vazquez Coronado, habiendo descubierto mucha y muy buena tierra, no pudo poblar por grandes inconvenientes que tuvo. Volviose á México, de que el Visorey hubo gran pesar, porque la mucha y muy buena provision de gente y caballos que para la conquista habia juntado, se hubiese perdido sin fruto alguno. Confina asimismo la Florida al poniente con la provincia de los Chichimecas, gente valentisima, que cae á los términos de tierras de México.

El primer Español que descubrió la Florida fue Juan Ponce de Leon, caballero natural del reyno de Leon, hombre noble, el qual habiendo sido Gobernador de la isla de San Juan de Puerto Rico, como entonces no entendiesen los Espa-

fioles sino en descubrir nuevas tierras, armó dos caravelas, y fue en demanda de una isla que llamaban Bimini, y segun otros, Buyoca, donde los Indios fabulosamente decian habia una fuente que remozaba á los viejos, en demanda de la qual anduvo muchos dias perdido sin la hallar. Al cabo de ellos, con tormenta, dió en la costa al septentrion de la isla de Cuba; la qual costa, por ser dia de Pasqua de Resurreccion quando la vió, la llamó Florida, y fue el año de mil quinientos y trece, que segun los computistas se celebró aquel año á los 27 de Marzo.

Contentose Juan Ponce de Leon solo con ver que era tierra, y sin hacer diligencia para ver si era tierra firme, ó isla, vino á España á pedir la Gobernacion y conquista de aquella tierra: los Reyes católicos le hicieron merced de ella, donde fue con tres navios el año de quince : otros dicen que fue el de veinte y uno; yo digo a Francisco Lopez de Gomara: que sea el un año ó el otro importa poco. Habiendo pasado algunas desgracias en la navegacion, tomó tierra en la Florida. Los Indios salieron á recibirle, y pelearon con él valerosamente, hasta que le desvarataron y mataron casi todos los Españoles que con él habian ido, que no escaparon mas de siete, y entre ellos Juan Ponce de Leon, y heridos se fueron á la isla de Cuba, donde todos murieron de las heridas que llevaban. Este fin desdichado tuvo la jornada de Juan Ponce de Leon, primer descubridor de la Florida, y parece que dexó su desdicha en herencia á los que despues acá le han sucedido en la misma demanda.

Pocos años despues, andando rescatando con los Indios un piloto

llamado Miruelo, Señor de una caravela, dió con tormenta en la costa de la Florida, ó en otra tierra que no se sabe á qué parte, donde los Indios le recibieron de paz, y en sú contratacion, llamado rescate, le dieron algunas cosillas de plata y oro en poca cantidad, con las quales volvió muy contento á la isla de Santo Domingo, sin haber hecho el oficio de buen piloto en demarcar la tierra, y tomar el altura, como le fuera bien haberlo hecho, para no verse en lo que despues se vió por esta negligencia.

En este mismo tiempo hicieron compañia siete hombres ricos de Santo Domingo, entre los quales fue uno Lucas Vazquez de Ayllon, Oidor de aquella audiencia, y Juez de apelaciones que habia sido en la misma isla, antes que la audiencia se fundara, y armaron dos navios que enviaron por entre aquellas islas á buscar y traer los Indios que como quiera que les fuese posible pudiesen haber, para los echar á labrar las minas de oro que de compañia tenian. Los navios fueron á su buena empresa, y con mal temporal dieron acaso en el cabo que llamaron de Santa Elena, por ser en su dia, y en el rio llamado Jordan, á contemplacion de que el marinero que primero lo vió se llamaba asi. Los Españoles saltaron en tierra, v los Indios vinieron con gran espanto á ver los navios por cosa estraha, nunca jamas de ellos vista, y se admiraron de ver gente barbuda, y que anduviese vestida; mas con todo esto se trataron unos á otros amigablemente, y se presentaron cosas de las que tenian. Los Indios dieron algunos aforros de martas fimas, de suyo muy olorosas, aljofar y plata en poca cantidad. Los Espanoles asimismo les dieron cosas de

su rescate: lo qual pasado, y habiendo tomado los navios el matalotage que hubieron menester, y la lefia y agua necesaria, con grandes caricias combidaron los Españoles á los Indios á que entrasen á ver los navios, y lo que en ellos llevaban; á lo qual, fiados en la amistad y buen tratamiento que se habian hecho, y por ver cosas para ellos tan nuevas, entraron mas de ciento v treinta Indios. Los Españoles, quando los vieron debaxo de las cubiertas, viendo la buena presa que habian hecho, alzaron las anclas, y se hicieron á la vela en demanda de Santo Domingo: mas en el camino se perdió un navio de los dos, y los Indios que quedaron en el otro, aunque llegaron á Santo Domingo se de--zaron morir todos de tristeza y hambre, que no quisieron comer de corage del engaño que debazo de amietad se les habia hecho.



# CAPÍTULO III.

Otros descubridores que ban ido à la Florida.

Con la relacion que estos Castellanos dieron en Santo Domingo de lo que habian visto, y con la de Miruelo, que ambas fueron casi á un tiempo, vino á España el oidor Lucas Vazquez de Ayllon á pedir la conquista y gobernacion de aquella provincia, la qual entre las muchas que la Florida tiene se llama Chicoria. El Emperador se la dió, honrándole con el hábito de Santiago: el oidor se volvió á Santo Domingo, y armó tres navios grandes año de 1524, y con ellos, llevando por piloto á Miruelo, fue en demanda de la tierra que el Miruelo habia descubierto, porque decian que era mas rica que Chicoria. Mas Mirue16

lo, por mucho que lo porfió, nunca pudo atinar donde habia sido su descubrimiento, del qual pesar cayó en tanta melencolía que en pocos dias perdió el juicio y la vida

El licenciado Ayllon pasó adelante en busca de su provincia Chicoria, y en el rio Jordan perdió la nave capitana, y con las dos que le quedaban siguió su viage al levante, y dió en la costa en una tierra anacible y deleytosa cerca de Chicoria, donde los Indios le recibieron con mucha fiesta y aplauso. El oidor, entendiendo que todo era ya suyo, mandó que saltasen en tierra doscientos Españoles, y fuesen á ver el pueblo de aquellos Indios, que estaba tres leguas la tierra adentro. Los Indios los llevaron, y despues de les haber festejado tres ó quatro dias, y aseguradolos con su amistad, los mataron una noche, y de sobresalto dieron al amanecer en los pocos Españoles que con el oidor habian quedado en la costa en guarda de los navios, y habiendo muerto y herido los mas de ellos, les forzaron á que rotos y desbaratados se embarcasen y volviesen á Santo Domingo, dexando vengados los Indios de la jornada pasada.

Entre los pocos Españoles que escaparon con el oidor Lucas Vazquez de Ayllon, fue uno llamado Hernando Mogollon, caballero natural de la ciudad de Badajoz, el qual pasó despues al Perú, donde contaba muy largamente lo que en suma hemos dicho de esta jornada, yo le conocí.

Despues del oidor Lucas Vazquez de Ayllon, fue à la Florida Panfilo de Narvaez año de 1537, donde con todos los Españoles que llevó, se perdió tan miserablemente como lo cuenta en sus Naufragios Alvar Nuñez Cabeza de Vaca, que

١

fue con él por tesorero de la hacienda real. El qual escapó con otros tres Españoles y un Negro, y habiéndoles hecho Dios nuestro Señor tanta merced que llegaron á hacer milagros en su nombre, con los quales habian cobrado tanta reputacion y crédito con los Indios que les adoraban por Dioses, no quisieron quedarse entre ellos; antes en pudiendo se salieron á toda priesa de aquella tierra, y se vinieron á España a pretender nuevas gobernaciones; y habiéndolas alcanzado, les sucedieron las cosas de manera que acabaron tristemente, como lo cuenta todo el mismo Alvar Nufiez Cabeza de Baca, el qual murió en Valladolid, habiendo venido preso del rio de la Plata, donde fue por Gobernador.

Llevó Panfilo Narvaez en su navegacion quando fue á la Florida un piloto llamado Miruelo, pariente del pasado, y tan desdichado como él en su oficio, que nunca acertó á dar en la tierra que su tio habia descubierto, por cuya relacion tenia noticia de ella, y por esta causa lo habia llevado Panfilo de Narvaez consigo.

Despues de este desgraciado capitan, fue á la Fiorida el Adelantado Hernando de Soto, y entró en ella año de 39, cuya historia con las de otros muchos famosos caballeros Españoles é Indios pretendemos escribir largamente, con la relacion de las muchas y grandes provincias que descubrió hasta su fin y muerte, y lo que despues de ella sus capitanes y soldados hicieron, hasta que salieron de la tierra, y fueron á parar á México.

## CAPÍTULO IV

Otros que ban becho la misma jornada de la Florida. Costumbres y armas en comun de sus natarales.

Luego que en España se supo la muerte de Hernando de Soto, salieron muchos pretensores á pedir la gobernacion y conquista de la Florida, y el Emperador Carlos V, habiéndola negado á todos ellos, envió á su costa el año de 1540 un religioso dominico llamado Frav Luis Cancer Balbastro, por caudillo de su orden, que se ofrecieron á reducir con su predicacion aquellos Indios á la doctrina evangélica. Estos religiosos, habiendo llegado á la Florida, saltaron en tierra á predicar, mas los Indios escarmentados de los Castellanos pasados, sin quererlos oir, dieron en ellos y mataron á Fr. Luis, y á otros dos de los compañeros. Los demas se acogieron al navio, y volvieron á España, afirmando que gente tan bárbara é inhumana no quiere oir sermones.

El año de 1562 un hijo del oidor Lucas Vazquez de Ayllon pidió la misma conquista y gobernacion, y se la dieron, el qual murió
en la Española, solicitando su partida; y la enfermedad y la muerte
se le causó de tristeza y pesar de
que por su poca posibilidad se le dificultase de dia en dia la empresa.

Despues acá han ido otros, y entre
ellos el Adelantado Pedro Melendez
de Valdés, de los quales dexo de escribir por no tener entera noticia de
sus hechos.

Esta es la relacion mas cierta,

aunque breve, que se ha podido dar, de la tierra de la Florida, y de los que a ella han ido a descubrirla y conquistasla; y antes que pasemos

#### HISTORIA

adelante, será bien dar noticia des algunas costumbres que en generali los Indios de aquel gran reyno tenian, á lo menos los que el Adelantado Hernando de Soto descubrió, que casi en todas las provincias que anduvo son unas, y si en alguna parte en el proceso de nuestra historia es diferenciaren, tendrémos cuidado de notarlas, empero en lo comun todos tienen casi una manera de vivir.

Estos Indios son gentiles de nacion é idólatras, adoran al sól y ala luna por principales Dioses; mas
sin ningunas ceremonias de tener
idolos, ni hacer sacrificios, ni oraciones, ni otras supersticiones, cómo la demas gentilidad. Tenian templos que servian de entierros; y no
de casa de oración, donde por grandeza, demas de ser entierro de sus
difuntos, tenian todo lo mejor y
mas rico de sus haciendas, y era
grandisima la veneración en que te-

nian estos sepulcros y templos, y á las puertas de ellos ponian los trofeos de las victorias que ganaban á sus enemigos.

Casaban en comun con sola una muger, y esta era obligada á ser fidelisima á su marido, so pena de las leves que para castigo del adulterio tenian ordenadas, que en unas provincias eran de cruel muerte, y en otras de castigo muy afrentoso, como adelante en su lugar diremos-Los señores, por la libertad señoril. tenian licencia de tomar las mugeres que quisiesen: y esta ley ó libertad de los señores se guardó en todas las Indias del nuevo mundo; -empero siempre fue con distincion de la muger principal legitima, que las otras mas eran concubinas que mugeres; y así servian como criadas, y los hijos que de estas nacian, ni eran legitimos, ni se igualaban en hoara, ni en la herencia con

aves, así para comer la carne, como para adornar sus cabezas con las plumas, que las tienen de diversos colores, y galanas de media braza en alto, que traen sobre las cabezas, con los quales se diferencian los nobles de los plebeyos en la paz, y los soldados de los no soldados en la guerra. Su bebida es agua clara, como la dió la naturaleza, sin mezcla de cosa alguna. La carne y pescado que comen ha de ser muy asado y muy cocido, y la fruta muy madura, y en ninguna manera la comen verde ni a medio madurar, y hacian burla de que los Castellanos comiesen agraz.

Los que dicen que comen carne humana se lo levantan, á lo menos á los que son de las provincias que nuestro Gobernador descubrió; antes lo abominan, como lo nota Alvar Nufiez Cabeza de Baca en sus Naufragios, capítulo XIV y XVII,

donde dice, que de hambre murieron ciertos Castellanos que estabam
alojados á parte, y que los compañeros que quedaban, comian los que
se morian hasta el postrero, que no
hubo quien lo comiese, de lo qual
dice, que se escandalizaron los Indios tanto, que estuvieron por matar todos los que habian quedado en
otro alojamiento: puede ser que la
coman donde los nuestros no llegaron, que la Florida es tan ancha y
larga que hay para todos.

Andan desnudos, solamente traem unos pañetes de gamuza de diversas colores, que les cubre honestamente todo lo necesario por delante y atras, que casi son como calzones muy cortos: en lugar de capa traen mantas abrochadas al cuello, que les baxan hasta medias piernas, son de martas finisimas que de suyo huelen á almizque; hacenlas tambien de diversas pelleginas de animales, co-

mo gatos de diversas maneras, gamos, corzos, venados, osos y leones, y cueros de vaca, los quales pellejos aderezan en todo extremo de perfeccion; que un cuero de vaca y de oso con su pelo lo aderezan y dexan tan blando y suave que se puede traer por capa, y de noche tes sirve de ropa de cama. Los cabellos crian largos, v los traen recogidos y hechos un gran ñudo sobre la cabeza: por tocado traen una gruesa madeja de hilo del color que quieren, la qual rodean á la cabeza, v sobre la frente le dan con los cabos de la madeja dos medios fiudos, de manera que el un cabo queda pendiente por la una sien, y el otro porla otra hasta lo baxo de las orejas Las mugeres andan vestidas de gamuza y traen todo el cuerpo cubierto honestamente.

Las armas que estos Indios comunmente traen son arcos y flechas; y aunque es verdad que son diestros en otras diversas armas que tienen. como son picas, lanzas, dardos, partesanas, honda, porra, montante y baston, y otras semejantes, si hay mas, excepto arcabuz y ballesta que no la alcanzaron; con todo eso no usan de otras armas sino del arco y flechas, porque para los que las traen son de mayor gala y ornamento; por lo qual los gentiles antiguos pintaban á sus dioses mas queridos, como eran Apolo, Diana y Cupido con arco y flechas, porque demas de lo que estas armas en ellos significan, son de mucha hermosura y aumentan gracia y donayre al que las trae; por las quales cosas, y por el efecto que con ellas mejor que con algunas de las otras se puede ha÷ cer de cerca y de lejos, huyendo ó acometiendo, peleando en las bar tallas, ó recreándose en sus cacerias, las trajan estos Indios, y en

todo el nuevo mundo es arma muy usada.

Los arcos son del mismo altor del que les trae, y como los Indios de la Florida sean generalmente crecidos de cuerpo, son sus arcos de mas de dos varas de largo, y gruesos en proporcion: hacenlos de robles, y de otras diversas maderas que tienen fuertes, y de mucho peso. Son tan recios de enarcar, que ningun Español, por mucho que lo porfiaba, podia llevando la cuerda llegar la mano al rostro; y los Indios, por el mucho uso y destreza que tienen, llevan la cuerda con grandisima facilidad, hasta ponerla detrás de la oreja, y hacen tiros tan bravos y espantables como adelante los verémos.

Las cuerdas de los arcos hacen de correa de venado, sacan del pellejo desde la punta de la cola hasta la cabeza una correa de dos dedos de ancho, y despues de pelada la mojan y tuercen fuertemente, y el un cabo de ella atan á un ramo de arbol, y del otro cuelgan un peso de quatro ó cinco arrobas, y lo dexan así hasta que se pone como una cuerda de las gruesas de violon de arco, y son fortisimas. Para tirar con seguridad de que la cuerda al soltar no lastime el brazo izquierdo. lo traen guarnecido por la parte de adentro con un medio brazal que les cubre de la muñeca hasta la sangradura, hecho de plumas gruesas, y atado al brazo con una correa de venado que le da siete ú ocho vueltas donde sacude la cuerda con grandisima pujanza.

Esto es lo que en suma se puede decir de la vida y costumbres de los Indios de la Florida. Ahora volvamos á Hernando de Soto, que pedia la conquista y gobernacion de aquel gran reyno, que tan infelice y

32 RISTORIA costoso ha sido á todos los que á él han ido.

#### CAPITULO V.

Publicanse en España las provisiones de la conquista: aparato grande que para ella se bace.

La Cesarea Magestad hizo merced á Hernando de Soto de la conquista, con titulo de Adelantado y Marques de un estado de treinta leguas en largo, y quince en ancho, en la parte que él quisiese señalar de lo que á su costa conquistase. Dióle asimismo, que durante los dias de su vida fuese Gobernador y Capitan General de la Florida, que tambien lo fuese de la isla de Santiago de Cuba, para que los vecinos y moradores de ella, como á su Gobernador y Capitan le obedeciesen, y acudiesen con mayor prontitud á las co-

sas que mandase necesarias para la conquista. La gobernacion de Cuba pidió Hernando de Soto con mucha prudencia, porque es cosa muy importante para el que fuere á descubrir, conquistar y poblar la Florida.

Estos titulos y cargos se publicaron por toda España con gran sonido de la nueva empresa que Hernando de Soto emprendia, de ir á sujetar y ganar grandes reynos y provincias para la corona de Espaha; y como por toda ella se dixese que el Capitan que la hacia habia sido conquistador del Perú, y que no contento con cien mil ducados que de él habia traido, los gastaba en esta segunda conquista , se admiraban todos, y la tenian por mucho mejor y mas rica que la primera: por lo qual de todas partes de España acudieron muchos caballeros muy ilustres en linage, muchos hijosdal-

go, muchos soldados prácticos en el arte militar, que en diversas partes del mundo habian servido á la corona de España, y muchos ciudadanos y labradores, los quales todos, con la fama tan buena de la nueva conquista, y con la vista de tanta plata, oro y piedras preciosas como veian traer del nuevo mundo, dexando sus tierras, padres, parientes y amigos, y vendiendo sus haciendas se apercibian y se ofrecian por sus personas y cartas para ir á esta conquista, con esperanzas que se prometian que habia de ser tan rica ó mas que las dos pasadas de México y del Perú. Con las mismas esperanzas se movieron tambien á ir á esta jornada de la Florida seis ó siete de los conquistadores que diximos se habian vuelto del Perú: no advirtiendo, que no podia ser mejor la tierra que iban á buscar que la que habian dexado, ni satisfaciéndose con las riquezas que de ella habian traido: antes parece que la hambre de ellas les habia crecido conforme á su naturaleza, que es insaciable. Los conquistadores nombrarémos en el proceso de esta historia como se fueren ofreciendo.

Luego que el Gobernador mandó publicar sus provisiones, entendió en dar orden que se comprasen navios, armas, municiones, bastimentos y las demas cosas pertenecientes á tan gran empresa como la que habia tomado. Para los cargos eligió personas suficientes, cada qual en su ministerio: convocó gente de guerra, nombró capitanes y oficiales para el exército, como dirémos en el capítulo siguiente: en suma proveyó con toda magnificencia y largueza, como quien podia y queria, todo lo que convenia para su demanda.

Pues como el General y los de-

#### 36 HISTORIA

mas Capitanes y Ministros acudiesen con tanta liberalidad al gasto, y con tanta diligencia á las cosas que eran á cargo de cada uno de ellos, las concluyeron y juntaron todas en San Lucar de Barrameda, donde habia sido la embarcacion, en poco mas tiempo de un año que las provisiones de S. M. se habian publicado. Traido los navios, y llegado el plazo señalado para que la gente levantada viniese al mismo puerto, y habiéndose juntado toda, que era lucidisima, y hechas las demas provisiones, así de matalotage como de mucho hierro, acero, barretas, azadas, azadones, serones, sogas y espuertas, cosas muy necesarias para poblar, se embarcaron, y pusieron en su navegacion en la forma siguiente. .

#### CAPITULO VI.

Número de gente, y Capitanes que se embarcaron para la Florida.

Novecientos y cincuenta Españoles de todas calidades se juntaron en San Lucar de Barrameda para ir & la conquista de la Florida, todos mozos, que apenas se hallaba entre ellos uno que tuviese canas, cosa muy importante para vencer los trabajos y dificultades que en las nuevas conquistas se ofrecen. A muchos de ellos dió el Gobernador socorro de dineros: envió á cada uno segun la calidad de su persona, conforme á la estofa de ella, y segun la compahia y criados que traia. Muchos por necesidad recibieron el socorro, y otros, con respeto y comedimiento de ver la máquina grande que el General traia sobre sus hombros, no quisieron recibirlo, pareciéndoles mas justo socorrerle, si pudieran, que ser socorridos de él.

Llegado el tiempo de las aguar vivas, se embarcaron en siete navios grandes y tres pequeños que en diversos puertos de España se habian comprado. El Adelantado, con toda su casa, muger y familia se embarcó en una nao llamada S. Christoval, que era de ochocientas tone ladas, la qual iba por capitana de la armada, bien apercibida de gente de guerra, artilleria y municion, co mo convenia á nao Capitana de ta principal Capitan.

En otra no menor, llamada l Magdalena, se embarcó Nuño Tovai uno de los sesenta conquistadore: natural de Xerez de Badajoz. Est caballero iba por Teniente Genera y en su compañia llevaba otro caba llero, Don Carlos Enriquez, natu ral de la misma ciudad, hijo segundo de un gran mayorazgo de ella. Luis de Moscoso de Alvarado, hijo del Comendador Diosdado de Alvarado, caballero natural de Badajoz, y vecino de Zafra, y uno de los sesenta conquistadores, elegido y nombrado para Maese de Campo del exército, iba por Capitan del galeon llamado la Concepcion, que era de mas de quinientas toneladas.

En otro galeon igual á este, llamado Buena Fortuna, iba el Capitan Andres de Vasconcelos, caballero fidalgo Portugués, natural de
Yelves, el qual llevaba una muy
hermosa y lucida compañia de fidalgos Portugueses, que algunos de
ellos habian sido soldados en las fronteras de Africa. Diego Garcia, hijo
del Alcayde de Villanueva de Barcarrota, iba per Capitan de otro navio grueso llamado San Juan. Arias
Tisoco, nombrado por Capitan de

infanteria, iba por Capitan de otra nao grande llamada Santa Bárbara.

Alonso Romo de Cardeñosa, hermano de Arias Tinoco, que tambien era nombrado Capitan de infanteria. iba por Capitan de un galeoncillo llamado San Anton: con este Capitan iba otro hermano suyo llamado Diego Arias Tinoco, nombrado para Alferez General del exército. Estos tres hermanos eran deudos del General. Por Capitan de una caravela muy hermosa iba Pedro Calde. ron, caballero natural de Badajoz, y en su compañía iba el Capitan Micer Espindola, caballero genovés, el qual era Capitan de sesenta alabarderos de la guardia del Gobernador. Sin estos ocho navios llevaban dos vergantines para servicio de la armada, que por ser mas ligeros y mas faciles de gobernar que las naos gruesas, sirviesen como espias de descubrir por todas partes

lo que hubiese por la mar.

En estos siete navios, caravela y vergantines se embarcaron los novecientos y cincuenta hombres de guerra, sin los marineros y gente necesaria para el gobierno y servicio de cada nao. Sin la gente que hemos dicho, iban en la armada doce sacerdotes, ocho clérigos, y quatro frayles: los nombres de los clérigos que la memoria ha retenido son, Rodrigo de Gallegos, natural de Sevilla, deudo de Baltasar de Gallegos, Diego de Bañuelos y Francisco del Pozo, naturales de Córdoba. Dionisio de París, natural de Francia, de la misma ciudad de París. Los nombres de los otros quatro clérigos se han olvidado. Los frayles se llamaban Fr. Luis de Soto, natural de Villanueva de Barcarrota, deudo del Gobernador Hernando de Soto. Fr. Juan de Gallegos, natural de Sevilla, hermano



### 42 HISTORIA

del Capitan Baltasar de Gallegos, ambos frayles de la orden de Santo Domingo. Fray Juan de Torres, natural de Sevilla, de la religion de San Francisco, y fray Francisco de la Rocha, natural de Badajoz, de la advocacion é insignia de la Santisima Trinidad, todos ellos hombres de mucho exemplo y doctrina.

Con esta armada de la Florida iba la de México, que era de veinte naos gruesas, de la qual iba tambien por General Hernando de Soto hasta el parage de la isla de Santiago de Cuba, de donde se habia de apartar para la Vera-Cruz; y para de allí adelante iba nombrado por General de ella un caballero principal llamado Gonzalo de Salazar, el primer christiano que nació en Granada despues que la quitaron á los moros: por lo qual, aunque él era caballero hijodalgo, los Reyes Catolicos de gloriosa memoria que ga-

naron aquella ciudad, le dieron grandes privilegios é hicieron mercedes, de que se fundó un mayorazgo para sus descendientes, que habia sido conquistador de México. Este caballero volvió por fator de la hacienda imperial de la misma ciudad.

Con esta orden salieron por la barra de San Lucar las treinta naos de las dos armadas, y se hicieron á la vela á los 6 de Abril del año de 1538, y navegaron aquel dia y otros muchos con toda la prosperidad y bonanza de tiempo que se podia desear. La armada de la Florida iba tan abastecida de todo matalotage, que á quantos iban en ella se daba racion doblada, cosa bien impertinente, porque se desperdiciaba todo lo que sobraba, que era mucho; mas la magnificencia del General era tanta, y tan grande el contento que llevaba de llevar en su compafiia gente tan lucida y noble, que

44 HISTORIA todo se le hacia poco para el deseo que tenia de regalarlos.

#### CAPITULO VII.

Lo que sucedió à la armada la primera noche de su navegacion.

El primer dia que navegaron, poco antes que anocheciese, llamó el General á un soldado, de muchos que llevaba escogidos para traer cerca de su persona, llamado Gonzalo Silvestre, natural de Herrera de Alcántara, y le dixo: Tendreis cuidado de dar esta noche orden á las centinelas como hayan de velar, y apercibireis al Condestable, que es el artillero mayor, que lleve toda su artilleria aprestada y puesta á punto, y si paresciere algun navio de mal andar, hareis que le tiren, y en tedo guardareis el orden que la navegacion buena requiere. Así se proveyó todo como el Gobernador lo mandó.

Siguiéndose pues el viage con muy próspero tiempo, sucedió á poco mas de media noche, que los marineros de la nao que habia de ser capitana de las de México, en que iba el fator Gonzalo de Salazar, ó por mostrar la velocidad y ligereza de ella, ó por presumir que cambien era capitana como la de Hernando de Soto, ó porque, como será lo mas cierto, el piloto y el maestre con la bonanza del tiempo se hubiesen dormido, y el marinero que gobernaba la nao no fuese práctico de las reglas y leyes del navegar, la dexaron adelantarse de toda la armada, é ir adelante de ella á tiro de cañon, y á barlovento de la Capitana: que por qualquiera de estas dos cosas que los marineros hagan tienen pena de muerte.

Gonzalo Silvestre, que por dar

buena cuenta de lo que se le habia encargado, aunque tenia sus centinelas puestas no dormia, como lo debe hacer todo buen soldado é hijodalgo, como él lo era, recordando al Condestable, preguntó si aquel navio era de su armada y compañia, ó de mal andar: fuele respondido que no podia ser de la armada, porque si lo fuera, no se atreviera á ir donde iba, por tener pena de muerte los marineros que tal hacian, por tanto se afirmaba que era de enemigos. Con esto se determinaron ambos á le tirar, y al primer cañonazo le horadaron todas las velas por medio de popa á proa; y al segundo le llevaron del un lado parte de las obras muertas; y vendo á tirarle mas, oyeron que la gente de ella daba grandes gritos pidiendo misericordia, que no les tirasen que eran amigos.

El Gobernador se levantó al ruido, y toda la armada se alborotó y

puso en arma, y encaró hácia la nao Mexicana: la qual, como se le iba el viento por las roturas que la pelota le habia hecho en las velas, vino decavendo sobre la capitana, y la Capitana que iba en su seguimiento, la alcanzó presto, donde les hubiera de suceder otro mayor mal y desventura que la que se tenia por lo pasado; y fue, que como los unos con el temor y confusion de su delito atendiesen mas á disculparse que á gobernar su navio, y los otros con la ira y enojo que llevaban de pensar que el hecho hubiese sido desacato y no descuido, y con deseo de lo castigar ó vengar, no mirasen como, ni por donde iban, hubieran de envestirse y encontrarse con los costados ambas naos, y estuvieron tan cerca de ellos, que los de dentro para socorrerse en este peligro, no hallando remedio mejor, á toda priesa sacaron muchas picas, con

## 48 HISTORIA

las quales, entivando de la una en la otra nao porque no diesen golpe, rompieron mas de trescientas, que pareció una hermosisima folla de torneo de apie, é hicieron buen efecto. Mas aunque con las picas y otros palos les estorvaron se encontrasen con violencia, no les pudieron estorvar se trabasen y asiesen con las jarcias, velas y entenas, de manera que se vieron en el último punto de ser ambas anegadas; porque ej socorro de los suyos del todo las desamparó, que los marineros turbados con el peligro tan eminente y repentino, desconfiaron de todo remedio, ni sabian qual hacer que les fuese de provecho: y quando pudieran hacer alguno, la voceria de la gente que veía la muerte al ojo era tan grande que no les dexaba oirse; ni la obscuridad de la noche. que acrecienta las tormentas, daba lugar á que viesen lo que les convenia hacer; ni los que tenian algun ánimo y esfuerzo podian mandar, porque no habia quien les obedeciese ni escuchase, que todo era llanto, grita, voces, alaridos y confusion.

En este punto estuvieron ambos Generales, y sus dos naos capitanas, quando Dios nuestro Señor las socorrió, con que la del Gobernador con los trajamares ó navajas que en las entenas llevaba, corto á la del Fator todos los cordeles, jarcias y velas con que las dos se habian asido. Las quales cortadas, pudo la del General con el buen viento que hacia apartarse de la otra, quedando ambas libres.

Hernando de Soto quedó tan airado, así de haberse visto en el peligro pasado, como de pensar que el hecho que lo habia causado hubiese sido por desacato, maliciosamente hecho, que estuvo por hacet

40

un gran exceso en mandar cortar luego la cabeza al Fator; mas él se disculpaba con gran humildad, diciendo que no habia tenido culpa en cosa alguna de lo sucedido, y así lo testificaron todos los de su nao, con lo qual, y con buenos terceros, que no faltaron en la del Gobernador que escusaron y abonaron al Fator, se aplacó la ira del General, y le perdonó y olvidó todo lo pasado: aunque el Fator Gonzalo de Salazar, despues de llegado á México, siempre que se ofrecia plática sobre el suceso de aquella noche, como hombre sentido del hecho, solia decir, que holgara toparse en igual fortuna con Hernando de Soto para le reptar, y desafiar sobre las palabras demasiadas que con sobra de enojo le habia dicho en lo que él no habia tenido culpa: y así era verdad que no la habia tenido; mas tampoco el General le habia dicho cosa de que

el pudiese ofenderse. Pero como el uno sospechó que el hecho habia sido malicioso, así el otro se enojó, entendiendo que las palabras habian sido ofensivas. No habia pasado ni lo uno ni lo otro, mas la sospecha y la ira tienen grandisima fuerza y dominio sobre los hombres, principalmente poderosos, como lo eran nuestros dos Capitanes.

Los marineros de la nao del Fator, habiendo remendado las roturas de las velas y jarcias con toda
la presteza, diligencia y buena mafia que en semejantes casos suelen
tener, siguieron su viage, dando
gracias à nuestro Señor que los hubiese librado de tanto peligro.

## CAPITULO VIII

Llega la armada à Santiago de Cuba: lo que à la nao capitana sucedió à la entrada del puerto.

Sin otro caso mas que de contar sea, llegó el Gobernador á los 2x de Abril, dia de Pasqua Florida, á la Gomera, una de las islas de la Canaria, donde halló al Conde, Señor de ella, que lo recibió con gran fiesta y regocijo.

Carmona en su peregrinacion estas palabras. Salimos del puerto de S. Lucar año de 38 por quaresma, y fuimos navegando por las islas de la Gomera, que es á donde todas las flotas van á tomar agua y refresco de matalotage; y á los quince dias andados, llegamos á vista de la Go.

mera, y diré dos cosas que acaecieron aquel dia en mi nao: la una fue, que peleando dos soldados se asieron á brazo partido, y dieron consigo en la mar, y así se murieron, que no pareció pelo ni hueso de ellos. La otra, que iba allí un hidalgo que se llamaba Tapia, natural de Arévalo, y llevaba un lebrel muy bueno y de mucho valor, y estando como doce leguas del puerto cayó á la mar; y como llevabamos viento próspero se quedó, que no lo podimos tomar, y fuimos prosiguiendo nuestro viage, y llegamos al puerto, y otro dia de mafiana vido su amo el lebrel en tierra, y admirandose de ello, fuelo con gran contento á tomar, y defendióse el que lo llevaba, y averiguóse que viniendo un barco de una isla á otra lo hallaron en la mar que andaba nadando, y lo metieron en el barco, y averiguóse que habia nadado el lebrel cinco horas, y to54

mamos refresco y lo demas, y proseguimos nuestro viage, y á vista de la Gomera se llegó el amo del lebrel á bordo, y le dió la vela un envion que le echó á la mar, y así se sumió como si fuera plomo, y nunca mas paresció, de que nos dió mucha pesadumbre á todos los del armada, &c.

Todas son palabras de Alonso de Carmona, sacadas á la letra, y puselas aquí, porque los tres casos que cuenta son notables, y tambien porque se vea quan conforme va su relacion con la nuestra, así en el año y en los primeros quince dias de la navegacion, como en el temporal y en el puerto que tomaron, que todo se ajusta con nuestra Historia. Por lo qual pondré de esta manera otros muchos pasos suyos y de Juan Coles, que es el otro testigo de vista, los quales se hallaron en esta jornada juntamente con mi autor.

Pasados los tres dias de pasqua. en que tomaron el refresco que habian menester, siguieron su viage El Gobernador en aquellos dias alcanzó del Conde con muchos ruegos y súplicas le diese una hija natural que tenia, de edad de diez y siete años, llamada Doña Leonor de Bobadilla, para llevarla consigo y casar y hacerla gran señora en su nueva conquista. La demanda del Gobernador concedió el Conde, confiado en su magnanimidad que cumpliria mucho mas que le prometia; y así se la entregó á Doña Isabel de Bobadilla, muger del Adelantado Hernando de Soto, para que admitiéndola por hija la llevase en su compañia.

Con esta dama, cuya hermosura era estremada, salió el Gobernador muy contento de la isla de la Gomera á los 24 de Abril; y mediante el buen viento que siempre le hizo, dio

### #ISTORIA

vista á la isla de Santiago de Cuba á los postreros de Mayo, habiendo doce dias antes pedido licencia el Fator Gonzalo de Salazar para apartarse con la armada de México, y guiar su navegacion á la Vera-Cruz, que lo habia deseado en estremo por salir de jurisdiccion agena; porque voluntad humana siempre querria mandar mas que no obedecer, y el Gobernador se la habia dado con mucha facilidad, por sentirle el deseo que de ella tenia.

El Adelantado y los de su armada iban á tomar el puerto con mucha fiesta y regocijo de ver que se les habia acabado aquella larga navegacion, y que llegaban á lugar por ellos tan deseado, para tratar y apercibir de mas cerca las cosas que convenian para su jornada y conquista; quando he aquí vieron venir un hombre que los de la ciudad de Santiago habian mandado salir á caba-

to, corriendo hácia la boca del puerto, dando grandes voces á la nao
capitana, que iba ya á entrar en él;
y diciendo: á vabor á vabor, que en
lenguage de marineros, para los que
no lo saben, quiere decir á mano
derecha del navio, con intencion
que la Capitana y las demas que iban
en pos de ella se perdiesen todas en
unos baxios y peñas que el puerto
tiene muy peligrosas á aquella parte.

El piloto y los marineros que en la entrada de aquel puerto no debian de ser tan experimentados como fuera razon, para que se vea quanto importa la práctica y experiencia en este oficio, encaminaron la não á donde decia el de á caballo. El qual, como hubiese reconocido que la armada era de amigos y no de enemigos, volvió con mayores voces y gritos á decir en contra, á estribor, que es á mano izquierda del

navio, que se pierden: y para darse 4 entender mejor, se echó del caballo abaxo, y corrió hácia su mano derecha, haciendo señas con los brazos y la capa, diciendo, volved, volved á la otra vanda que os perdereis todos. Los de la nao capitana quando lo hubieron entendido, volvieron con toda diligencia á mano izquierda; mas por mucha que pusieron no pudieron escusar que la nao no diese en una peña un golpe tan grande, que todos los que iban dentro entendieron que se habia abierto v perdido: v acadiendo á la bomba, sacaron á vueltas del agua mucho vino y vinagre, aceyte y miel, que del golpe que la nao habia dado en la roca se habian quebrado muchas vasijas de las que llevaban estos licores; y con los ver se certificaron en el temor que habian cobrado de que la nao era perdida. A mucha priesa echaron al agua el batel, y

saca ron á tierra la muger del Gobernador y sus dueñas y doncellas, y á vueltas de ellas salieron algunos caballeros mozos, no experimentados en semejantes peligros, los quales se daban tanta priesa á entrar en el batel, que perdido el respeto que á las damas se les debe, no se comedían, ni daban lugar á que ellas entrasen primero, pareciéndoles que no era tiempo de comedimientos. E1 General, como buen Capitan y práctico, no quiso, aunque se lo importunaron, salir de la nao hasta ver el daño que habia recibido, y tambien por la socorrer de mas cerca si fuese menester, y por obligar con su presencia à que no la desamparasen todos. Acudiendo pues muchos marineros á lo baxo de ella, hallaron que no habia sido mas el daño que la quiebra de las botijas, y que la nab estaba sana y buena, como lo certi-. ficaba la bomba en no sacar mas

#### HISTORIA

agua: con que se alegraron todos, y los que habian sido mal comedidos y muy diligentes en salir á tiersa quedaron corridos.

### CAPITULO IX.

Batalla naval de dos navios dentro del puerto de Santiago de Cuba, que duró quatro dias.

Para descargo de los de la ciudad será razon digamos la causa que les movió á dar este mal aviso, por el qual sucedió lo que se ha dicho: que cierto, bien mirado el hecho que lo causó, y la porfia tan obstinada que en él hubo, se verá que fue un caso notable y digno de memoria, y que en alguna manera disculpa á estos ciudadanos: porque el miedo en los ánimos comunes y gente popular impide y estorba los buenos consejos. Para lo qual es de saber,

que diez dias antes que el Gobernador llegase al puerto, habia entrado en él una muy hermosa nao de un Diego Perez, natural de Sevilla, que andaba contratando por aquellas islas; y aunque andaba en trage de mercader, era muy buen soldado de mar y tierra, como luego verémos: no se sabe qual fuese la calidad de su persona, mas la nobleza de su condicion, y la hidalguia que en su conversacion, tratos y contratos mostraba, decian que derechamente era hijodalgo, porque ese lo es que hace hidalguias. Este Capitan plático traia su navio muy pertrechado de gente, armas, artilleria y municion para si fuese necesario pelear con los cosarios que por entre aquellas islas y mares topase, que allí son muy ordinarios. Pasados tres dias que Diego Peres estaba en el puerto, sucedió que etra nao no menor que la suya, de

# - 62 HISTORIA

un cosario frances que andaba á sus aventuras, entró en él.

Pues como los dos navios se reconociesen por enemigos de nacion, sin otra alguna causa, envistió el uno con el otro, y aferrados pelearon todo el dia hasta que la noche los despartió. Luego que cesó la pelea se visitaron los dos Capitanes por sus mensageros, que el uno al otro envió con recaudos de palabras muy comedidas, y con regalos y presentes de vino y conservas, fruta seca y verde, de la que cada uno de ellos traia, como si fueran dos muy grandes amigos : y para adelante pusieron treguas sobre sus palabras, que no se ofendiesen ni fuesen enemigos de noche sino de dia, ni se tirasen con artilleria, diciendo que la pelea de manos, con espadas y lanzas era mas de valientes que las de las armas arrojadizas; porque las ballestas y arcabuces de suyo daban tes-

timonio haber sido invenciones de ánimos cobardes ó necesitados; y que el no ofenderse con la artilleria, demas de la gentileza de pelear y vencer á fuerza de brazos y con propia virtud, aprovecharia para que el vencedor llevase la nao y la presa que ganase, de manera que le fuese de provecho sana y no rota. Las treguas se guardaron inviolablemente, mas no se pudo saber de cierto qué intencion hubiesen tenido para no ofenderse con la arti-Ileria, sino fue el temor de perecer ambos sin provecho de alguno de ellos. No embargante las paces puestas, se velaban y recataban de noche por no ser acometidos de sobresalto, porque de palabra de enemigo no se debe fiar el buen soldado, para descuidarse por ella de lo que le conviene hacer en su salud y vida.

El segundo dia volvieron à pe-

lear obstinadamente, y no cesaron hasta que el cansancio y la hambre los despartió; mas habiendo comido y tomado aliento tornaron á la batalla de nuevo, la qual duró hasta el sol puesto: entonces se retiraron y pusieron en sus sitios, y se visitaron y regalaron como el dia antes. preguntando el uno por la salud del Otro, y ofreciéndose para los heridos las medicinas que cada qual de ellos tenia.

La noche siguiente envió el Capitan Diego Perez un recaudo á los de la ciudad diciendo, que bien habian visto lo que en aquellos dias habia hecho por matar ó rendir al enemigo, y como no le habia sido posible, por hallar en él gran resistencia: que les suplicaba, pues á la ciudad le importaba tanto quitar de su mar y costas un cosario tal como aquel, le hiciesen merced de darle palabra, si en la batalla se perdiese,

como era acaecedero, restituirian á él ó á sus herederos lo que su nao podia valer, y mil pesos menos: que él se ofreceria à pelear con el contrario hasta le vencer, ó morir á sus manos; y que pedia esta recompensa porque era pobre, y no tenia mas caudal que aquel navio; que si fuera rico, holgára de lo arriesgar libremente en su servicio, y que si venciese no queria de ellos premio alguno. La ciudad no quiso conceder esta gracia á Diego Perez, antes le respondió desabridamente diciendo, que hiciese lo que quisiese, que ellos no querian obligarse á cosa alguna. El qual vista la mala respuesta a su peticion, y tanta ingratitud á su buen ánimo y deseo, acordó pelear por su honra, vida y hacienda, sin esperar en premio ageno, diciendo quien puede servirse asimismo, mal hace en servir á otro, que las pagas de los hombres casi siempre son como esta.

Luego que amaneció el dia tercero de la batalla de estos bravos Capitanes, Diego Perez se halló á punto de guerra, y acometió á su enemigo con el mismo ánimo y ga-Ilardia que los dos pasados, por dar á entender á los de la ciudad que no peleaba en confianza de ellos, sino en la de Dios, y de su buen ánimo v esfuerzo. El frances salió á recibirle con no menos deseo de vencer ó morir aquel dia que los pasados, que cierto parece que la obstinacion y el haberlo hecho caso de honra les instigaba á la pelea, mas que el interes que se les podia seguir de despojarse el uno al otro; porque sacados los navios, debia de valer bien poco lo que habia en ellos. Aferrados pues el uno con el otro pelearon todo aquel dia, como habian hecho los dos pasados, apartándose solamente para comer y descansar quan-



do sentian mucha necesidad, y en habiendo descansado volvian á la batalla tan de nuevo como si entonces la empezaran, y siempre con mayor enojo y rabia de no poderse vencer. La falta del dia los despartió con muchos heridos, y algunos muertos que de ambas partes hubo; mas luego que se retiraron, se visitaron y regalaron como solian, con sus dádivas y presentes, como si entre ellos no hubiera pasado cosa alguna de mal. Así pasaron la noche con admiracion de toda la ciudad, que dos hombres particulares que andaban á buscar la vida sin otra necesidad ni obligacion que les forzase, porfiasen tan obstinadamente en matarse el uno al otro, no habiendo de llevar mas premio que el haberse muerto, ni pudiendo esperar gratificacion alguna de sus Reyes, pues no andaban en servicio de ellos, ni á su sueldo: empero todo



O HISTORIA

flaqueza en su enemigo, le envió entre sus comedimientos y regalos á decir, que en estremo deseaba que aquella batalla, que tanto habia durado, no cesase hasta que el uno de los dos hubiese alcanzado la victoria: que le suplicaba le esperase el dia siguiente, que él le prometia buenas albricias si así lo hiciese, y que por obligarle con las leyes militares á que no se fuese aquella noche, le desafiaba de nuevo para la batalla del dia venidero, y que confiaba no la rehusaria, pues en todo lo de atrás se habia mostrado tan principal y valiente Capitan.

El frances, haciendo grandes ostentaciones de regocijo por el nuevo desafio, respondió que lo aceptaba, y que esperaria el dia siguiente y otros muchos que fuesen menester para cumplir su deseo, y fenecer aquella batalla, cuyo fin no deseaba menos que su contrario, de que

71

esto estuviese cierto, y descuidadamente reposase toda la noche, y tomase vigor y fuerzas para el dia siguiente, y que le suplicaba no fuese aquel desafio fingido y con industria, artificiosamente hecho, para le asegurar é descuidar, é irse à su salvo la noche venidera, sino que fuese cierto y verdadero, que así lo deseaba él, por mostrar en su persona la valerosidad de su nacion.

Mas con todas estas bravatas, quando vió tiempo acomodado, alzando las anclas con todo el silencio que pudo, se hizo á la vela, por no arrepentirse de haber cumplido palabra dada en perjuicio y daño propio: que no dexa de ser muy gran simpleza la observancia de ella en tales casos, pues el mudar consejos es de sabios, principalmente en la guerra, por la instabilidad que hay en los sucesos de ella, de lo qual carece la paz: y tambien porque el

72 HISTORIA último fin que en ella se pretende es alcanzar victoria.

Las centinelas de la nao Española, aunque sintieron algun raido en la francesa, no tocaron arma, ni dieron alerta, entendiendo que se aprestaban para la batalla venidera, y no para huir. Venido el dia se hallaron burlados. Al Capitan Diego Perez le pesó mucho que sus enemigos se hubiesen ido, porque segun la flaqueza que el dia antes les habia sentido, tenia por muy cierta la victoria de su parte; y con deseo de ella, tomando de la ciudad lo que habia menester para los suyos, salió en busca de los contrarios.

## CAPITULO XI.

Fiestas que al Gobernador bicieron en Santiago de Cuba.

De este caso tan notable y estraño quedó la ciudad de Santiago muy escandalizada y temerosa; y como sucedió tan pocos dias antes que el Gobernador llegase al puerto, temió que era el cosario pasado, que habiendo juntado otros consigo, volvia á saquear y quemar la ciudad; por esto dió el mal aviso que hemos dicho para que se perdiesen en las peñas y baxíos que hay en la entrada del puerto.

El Gobernador se desembarcó, y toda la ciudad salió con mucha, fiesta y regocijo á le recibir, y dar el parabien de su buena venida, y en disculpa de haberle enojado con el mal recaudo; le contaron mas томо г.

larga y particularmente todo el suceso de los quatro dias de la batalla del frances con el español, y las visitas y regalos que se enviaban; y le suplicaron les perdonase, que aquel gran miedo les habia causado este mal consejo. Mas no se disculparon de haber sido tan crueles y desagradecidos con Diego Perez, como el Gobernador lo supo despues en particular, de que se admiró no menos que de la pelea y comedimientos que los dos Capitanes habian tenido. Porque es cierto que le informaron, que demas de la mala respuesta que habian dado al partido que Diego Perez les habia ofrecido, habian estado tan tiranos con el, que en todos los quatro dias que habia peleado, con ser la batalla en servicio de ellos, y con salir toda la ciudad á verla cada dia, nunca se habian comedido a docorrerle mientras peleaba, ni a regalarle siquiera

con un jarro de agua quando descansaba; sino que le habian tratado tan esquivamente como si fuera de nacion y religion contraria a la suva. Ni en propio beneficio habian querido hacer cosa alguna contra el frances, que con enviar veinte ó treinta hombres en una barca ó balsa, que hicieran muestra de acometer al enemigo por el otro lado, sin llegar con él á las manos, solo con divertirle, dieran la victoria á su amigo, que qualquiera socorro, aunque pequeño, fuera parte para darsela, pues las fuerzas de ellos estaban tan iguales, que pudieron pelear quatro dias sin reconocerse ventaja. Mas ni esto ni otra cosa alguna habian querido hacer los de la ciudad por sí, ni por el Español, como si no fueran Españoles, temiendo que si el frances venciese, no la saquease ó quemase, trayendo otros en su favor, como habian sospechado que

traia: y no advertian que el enemigo de nacion ó de religion, siendo vencedor, no sabe tener respeto á los males que le dexaron de hacer, ni agradecimiento á los bienes recibidos, ni vergüenza á las palabras y promesas hechas, para dexarlas de quebrantar, como se vé por muchos exemplos antiguos y modernos. Por 10 qual en la guerra, principalmente de infieles, el enemigo siempre sea tenido por enemigo y sospechoso, y el amigo por amigo y fiel; porque de este se debe esperar, y de aquel temer, y nunca fiar de su palabra, antes perder la vida que flarse de ella; porque como infieles se precian de quebrantarla, y lo tienen por religion, principalmente contra fieles. Por esta razon no dexó de culpar el Gobernador á los de la ciudad de Santiago, que no hubiesen ayudado á Diego Perez, pues era de su misma ley y nacion. . . . .

Como diximos, fue recibido el General con mucha fiesta y comun. regocijo de toda la ciudad, que porlas buenas nuevas de su prudencia y afabilidad, habia sido muy deseada su presencia. A este contento se juntó otro no menor que les dobló el placer y alegria, que fue la persona del Obispo de aquella iglesia, Fr. Hernando de Mesa, dominico, que era un santo varon, y habia ido en la misma armada con el Gobernador, y fue el primer Prelado que á ella pasó, el qual se hubiera de ahogar al desembarcar de la nao, porque al tiempo que su señoria se desasia del navio, y saltaba en el batel, la barca se apartó algun tanto, de manera que no la pudiendo alcanzar, por ser las ropas largas, cayó entre los dos baxeles, y al descubrirse del agua, dió con la cabeza en la barça, por lo qual se vió en lo último de la vida: los marineros echan78

dose al agua lo libraron. Viéndose la ciudad con dos personages tan principales para el gobierno de ambos estados eclesiástico y seglar, no cesó por muchos dias de festejarlos, nnas veces con danzas, saraos v máscaras que hacian de noche, otros con juegos de cañas y toros que corrian y alanceaban; otros dias hacian regocijo á la brida, corriendo sortija, y á los que en ella se aventajaban en la destreza de las armas y caballeria, ó en la discrecion de la letra, é en la novedad de la invencion, ó en la lindeza de la gala, se les daban premios de honor, de joyas de oro y plata, seda y brocado, que para los victoriosos estaban sefialados; y al contrario daban asimismo premios de vituperio á los que lo hacian peor: no hubo justas ni torneos á caballo ni á pie por falta de armaduras.

En estas fiestas y regocijos en-

traban muchos caballeros de los que habian ido con el Gobernador, así por mostrar la destreza que en toda cosa tenian, como por festejar á los de la ciudad, pues el contento era comun. Para estos regocijos y fiestas ayudaban mucho, como siempre en las burlas y veras suelen ayudar, los muchos, y por extremo buenos caballos que en la isla habia de obra, talle y colores: porque de mas de la bondad natural que los de esta tierra tienen, los criaban entonces con mucha curiosidad, y en gras · número, que habia hombres particulares que tenjan en sus caballerizas á veinte y á treinta caballos, y los ricos á cincuenta y á sesenta por grangeria; porque para las nuevas conquistas que en el Perú, Mézico y etras partes se habian hecho y hacian, se vendian muy bien, y era la mayor y mejor grangeria que en aquel tiempo tenian los moradofes de la isla de Cuba y sus comarcas.

### CAPITULO XII.

Provisiones que el Gobernador proveyó en Santiago de Cuba. Caso notable de los naturales de aquellas islas.

Casi tres meses se entretivo la gente del Gobernador en las fiestás y regocijos, habiendo entre ella y los de la ciudad toda paz y concordia; porque los unos y los otros procuraban tratarse con toda amistad y buen hospedage. El Gobernador, que atendia á cuidados mayores, visitó en este tiempo los pueblos que en la isla habia, proveyó ministros de justicia, que en ellos quedasen por tenientes suyos, compró muchos caballos para la jornada, y su gente principal hizo lo mismo; para le

qual dió á muchos de ellos socorro en mas cantidad que lo habia hecho en San Lucar; porque para comprar caballos era menester socorrerlos mas magnificamente.

Los de la isla le presentaron muchos, que como hemos dicho, los criaban en gran número, y entonces estaba aquella tierra próspera y rica, y muy poblada de Indios. los quales poco despues dieron en ahorcarse casi todos: y la causa fué, que como toda aquella region de tierra sea muy caliente y humeda, la gente natural que en ella habia era regalada, floja y para poco trabajo, y como por la mucha fertilidad y frutos que la tierra tiene de suyo, no tuviesen necesidad de trabajar mucho para sembrar y coger. que por poco maiz que sembraban cogian por año mas de lo que habian menester para el sustento de la vida natural, que ellos no pretendista.



## 82 HISTORIA

otra cosa: y como no conociesen el oro por riqueza, ni lo estimasen, haciaseles de mal el sacarlo de los arroyos y sobre haz de la tierra donde se cria, y sentian demasiadamente, por poca que fuese la molestia, que sobre ello les daban los Españoles: y como tambien el demonio incitase por su parte, y con gente tan simple, viciosa y holgazanz pudiese lo que quisiese, sucedió, que por no sacar oro, que en esta isla lo hay bueno y en abundancia, se ahorcaron de tal manera y con tanta priesa, que hubo dia ·de amanecer cincuenta casas juntas -de Indios ahorcados, con sus mugeres é hijos, de un mismo pueblo, que apenas quedó en él hombre viviente, que era la mayor lástima del mundo verlos colgados de los árboles .. como páxaros zorzales quando les arman lazos, y no bastaron remedios que los Españoles procuraron, é hicieron para lo estorvar. Con esta plaga tan abominable se consumieron los naturales de aquella is la y sus comarcas, que hoy casi no hay ninguno. De este hecho sucedió despues la carestia de los Nogros que al presente hay, para llevarlos á todas partes de Indias que trabajen en las minas.

Entre otras cosas que el Gobernador proveyó en Santiago de Cuba, fue mandar, que un Capitan Ilamado Mateo Aceytune, caballero natural de Talavera de la Reyna, fuese con gente por la mar á reedificar la ciudad de la Habana; porque tuvo aviso, que pocos dias astes la habian saqueado y quemado cosarios franceses, sin respetar el templo, ni acatar las imágenes que en él habia, de que el Gobernador y toda su gente, como católicos, hicieron mucho sentimiento: en suma proveyó el General todo lo que

dĄ

le pareció convenir para pasar adelante en la conquista; á la qual no ayudó poco lo que dirémos, y fue. que en la villa de la Trinidad, que es un pueblo de los de aquella isla, vivia un caballero muy rico y principal, llamado Vasco Porcallo de Figueroa, deudo cercano de la ilustrisima casa de Feria, el qual visitó al Gobernador en la ciudad de Santiago de Cuba, y como él estuviese en ella algunos dias, y viese la gallardia y gentileza de tantos caballeros y tan buenos soldados como iban á esta jornada, y el aparato magnifico que para ella se proveyó, no pudo contenerse, que su ánimo ya resfriado de las cosas de la guerra, no volviese ahora de nuevo á encenderse en los deseos de ella. Con los quales voluntariamente se ofreció al Gobernador de ir en su compañía á la conquista de la Florida tan famosa, sin que su edad, que pasaba ya

de los cincuenta años, ni los muchos trabajos que habia pasado así
en Indias, como en España é Italia, donde en su juventud habia vencido dos campos de batalla singular,
ni la mucha hacienda ganada y adquirida por las armas, ni el deseo
natural que los hombres suelen tener de la gozar, fuese para resistira
le; antes posponiéndolo todo, quiso
seguir al Adelantado, para lo qual
le ofreció su persona, vida y hacienda.

El Gobernador, vista una determinacion tan heroica, y que no la movia deseo de hacienda ni honfa, sino propia generosidad, y el ánimo belicoso que este caballero siempre había tenido, aceptó su ofrecimiento, y habiéndole estimado, y con palabras encarecido en lo que era razon, por corresponder con la honra que tan gran hecho merecia, le nombró por Teniente General de to-

# 86 . HISTORIA

da su armada. y exército, habiendo muchos dias antes depuesto de este cargo á Nuño Tobar, por haberse casado clandestinamente con Doña Leonor de Bobadilla, hija del Conde de la Gomera.

Vasco Porcallo de Figueroa y de la Cerda, como hombre generoso y riquisimo, ayudó magnificamente para la conquista de la Florida; porque sin los muchos criados
Españoles, Indios y Negros que llevó á esta jornada, y sin el demas
aparato y omenage de su casa y servicio, llevó treinta y seis caballos
para su persona, sin otros mas de
cincuenta que presentó á caballeros
particulares del exército.

Proveyó de mucho bastimento de carnage, pescado, maiz, cazavi, sin otras cosas que la armada hubo menester. Fue causa que muchos Españoles de los que vivian en la isla de Cuba, á imitacion suya, se ani-

masen y fuesen á esta jornada. Con las quales cosas en breve tiempo se concluyeron las que eran de importancia, para que la armada y gente de guerra pudiese salir y caminar á la Habana.

# CAPITULO XIII.

El Gobernador va à la Habana prevenciones que en ella bace i para su conquista.

A los postreros de Agosto del mismo año de 1538, salió el General
de la ciudad de Santiago de Cuba
con cincuenta de á caballo para ir á
la Habana, habiendo dexado órden
que los demas caballos, que eran
trescientos, caminasen en pos de él
en quadrillas de cincuenta en cinscuenta, saliendo los anos ocho dias
despues de los otros, para que fuesen mas acomodados y mejor pro-

veidos. La infanteria v toda su ca-

88 MISTORIA

sa y familia mandó que boxando la isla fuese por la mar à juntarse todos en la Habana, donde habiendo Hegado el Gobernador, vista la destruccion que los cosarios habian hecho en el pueblo, socorrió de su hacienda á los vecinos y moradores de él, para ayudar á reedificar sus casas; y lo mejor que pudo reparó el templo y las imagenes destrozadas por los hereges; y luego que llegaron á la Habana, dió orden que un caballero, natural de Sevilla, nombrado Juan de Añasco, que iba por contador de la hacienda imperial de S. M., que era gran marinero, cosmógrafo y astrólogo, con la gente mas plática de la mar que entre ellos se hallaba, fuese en los dos vergantines á costear y descubrir la costa de la Florida, á ver y notar los puertos, calas ó bayas que por ella hubiese.

El contador fue y anduvo dos meses corriendo la costa á una mano v á otra. Al fin de ellos volvió con relacion de lo que habia visto, y traxo consigo dos Indios que habia preso. El Gobernador, visto la buena diligencia que Juan de Afiasco habia hecho, mandó que volviese á lo mismo, y muy particularmente notase todo lo que por la costa hubiese, para que la armada sin andar costeando fuese derechamente á surgir donde hubiese de ir. Juan de Añasco volvió á su demanda, y con todo cuidado y diligencia anduvo por la costa tres meses, y al cabo de ellos vino con mas certificada relacion de lo que por alla habia visto y descubierto, y donde podian surgir los navios y tomar tierra: de este viage trajo otros dos Indios que con industria y buena maña habia pescado, de que el Gobernador y todos los suyos recibieron mucho 92 bien dar aviso al Visorey de las provisiones y conduta de que S. M. le habia hecho merced, para que lo supiese, y juntamente suplicarle no levantase gente, ni estorvase su jornada, y si necesario fuese requerirle y protestarle con ellas. A lo qual envió un soldado gallego, llamado San Jurge, hombre hábil y diligente para qualquier hecho, el qual fue á México, y en breve tiempo volvió con respuesta del Visorey, que decia hiciese el Gobernador seguramente su entrada y conquista por donde la tenia trazada, y no temiese que se encontrasen los dos; porque él enviaba la gente que hacia á otra parte muy lejos de donde el Gobernador iba: que la tierra de la Florida era tan larga y ancha que habia para todos; y que no solamente no pretendia estorvarle, mas antes deseaba y tenia ánimo de le ayudar y socorrer si menester fuese; y así le ofrecia su persona y hacienda, y todo lo que con su cargo y administracion pudiese aprovecharle. Con esta respuesta quedó el Gobernador satisfecho y muy agradecido del ofrecimiento del Visorey.

Ya por este tiempo que era mediado Abril, toda la caballeria que en Santiago de Cuba habia quedado, era llegada á la Habana, habiendo caminado á jornadas muy cortas las doscientas y cincuenta leguas, poco mas ó menos, que hay de la una ciudad á la otra.

Viendo el Adelantado que toda su gente así de á caballo como infantes estaba ya junta en la Habana, y que el tiempo de poder navegar se iba acercando, nombró á Doña Isabel de Bobadilla su muger, é hija del Gobernador Pedro Arias de Avila, muger de toda bondad y discrecion, por Gobernadora de aquella

gran isla, y por su lugar teniente á un caballero noble y virtuoso llamado Juan de Roxas; y en la ciudad de Santiago dexó por Teniente á otro caballero que habia nombre Francisco de Guzman, los quales dos caballeros, antes que el General llegara á esta isla, gobernaban aquellas dos ciudades, y por la buena relacion que de ellos tuvo, los dexó en el mismo cargo que antes tenian. Compró una muy hermosa nao llamada Santa Ana, que á aquella sazon acertó á venir al puerto de la Habana. La qual nao habia ido por Capitana á la conquista y descubrimiento del rio de la Plata, con el Gobernador y Capitan General Don Pedro de Zúñiga y Mendoza, el qual se perdió en la jornada, y volviéndose á España murió de enfermedad en la mar. La nao llegó á Sevilla de aquel viage, y volvió con otro á México, de donde volvia entonces quando Hernando de Soto la compró, por ser tan grande y hermosa que llevó en ella ochenta caballos á la Florida.

# CAPITULO XIV.

Llega à la Habana una nao, en la qual viene Hernan Ponce, compafiero del Gobernador.

El Gobernador andaba ya muy cerca de embarcarse para ir á su conquista, que no esperaba sino la bonanza del tiempo, quando entró en el puerto otra nao que venia de Nombre de Dios, la qual como pareció, entró contra toda su voluntad, forzada del mal temporal que corria; porque en quatro ó cinco dias que anduvo contrastando con el viento, la vieron llegar á la boca del puerto tres veces, y volverse á meter en alta mar otras tantas, como huyen-



96 . HISTORIA do de aquel puerto por no le tomar. Mas no pudiendo resistir á la furia de la tormenta que hacia, aunque el principal pasagero que en ella venia hubiese hecho grandes promesas á los marineros, porque no entrasen en el puerto, mal que les pesó lo hubieron de tomar, sin poder hacer otra cosa: porque á la furia del mar no hay resistencia. Para lo qual es de saber, que quando Hernando de Soto salió del Perú para venir á España, como se dixo en el capitulo primero, dexó hecha compañia y hermandad con Hernan Ponce, que fuesen ambos á la parte de lo que los dos durante su vida ganasen ó perdiesen, así en los repartimientos de Indios que S. M. les diese, como en las demas cosas de honra y provecho que pudiesen haber. Porque la intencion de Hernando de Soto quando salió de aquella tierra, fue volver á ella á gozar del premio que por los

servicios hechos en la conquista de ella habia merecido, aunque despues como se ha visto, pasó los pensamientos á otra parte. Esta misma compañía se hizo entonces, y despues entre otros muchos caballeros y gente principal que se halló en la conquista del Perú, que aun yo alcancé á conocer algunos de ellos que vivian en ella como si fueran hermanos, gozando de los repartimientos que les habian dado, sin dividirlos.

Hernan Ponce, cnya parentela ni patria no alcancé à saber, mas de que oí decir que era del reyno de Leon, despues de la venida de Hernando de Soto à España, tuvo en el Perú un repartimiento de Indios muy rico, merced que el marques Don Francisco Pizarro en nombre de S. M. le hizo, los quales le dieron mucho oro, plata y piedras preciosas; con lo qual, y con lo que mas pudo remando I.

# of . Historia

coger del valor de las preseas y alhajas de casa, que entonces todo se vendia á peso de oro, y con la cobranza de algunas deudas que Hernando de Soto le dexó, venia á España; muy próspero de dinero; y como supiese en Nombre de Dios ó en Cartagena, que Hernando de Soto estaba en la Habana con tanto aparato de gente y navios para ir á la Florida, quisiera pasarse de largo sin tocar en ella, por no darle cuenta de lo que entre los dos la habia, y por no partir con él de lo que traía, que temió se le quitase todo, como hombre menesteroso, que se habia merido en tanto gasto: y esta era la causa de haber rehusado tanto de no tomar el puerto si pudiera no somarlo: mas no le fue posible, porque la fortuna ó tempestad de la mar, sin atencion ó respeto alguno, desdeña ó favorece á quien se le antoja.

Luego que la nao entró en el puerto, supo el Gobernador que venia Hernan Ponce en ella: envió á visitarle, darle el parabien de su venida, y ofrecerle su posada y todo lo demas de su hacienda, oficios y cargos; pues como compañero y hermano tenia la mitad en todo lo que el poseía y mandaba; y en pos de este recaudo, fue en persona á verle y sacarle á tierra.

Hernan Ponce no quisiera tanto comedimiento ni hermandad; empero despues de haberse hablado el uno al otro con palabras ordinarias buenas, de buenas cortesias, disimulando su congoja, se escusó lo meijor que pudo de salir á tierra, diciendo, que por el mucho trabajo y poco sueño que en aquellos quatro ó cinco dias con la tormenta de la mar habian tenido, no estaban para desembarcarse, que suplicaba á su sefioría por aquella noche siquiera tu-

# 200 MISTORIA

wiese por bien se quedase en el navio que otro dia si estuviese mejor,
saldria á besarle las manos, y recibir y gozar toda la merced que le
ofrecia. El Gobernador lo dexó á
toda su voluntad, por mostrar que
no queria ir contra ella en cosa alguna; mas sintiendo el mal que tenia, mandó con mucho secreto poner guardas por mar y por tierra,
que con todo cuidado velasen la noche siguiente, y viesen le que Hernan Ponce hacia de sí.

El qual, no fiando de la cortesia de su compañero, ni pudiendo entender que fuese tanta como despues vió, ni aconsejándose con otro que con la avaricia, cuyos consejos siempre son en perjuicio del mismo que los toma, acordó poner en cobro, y esconder en tierra una gran partida de oro y piedras preciosas que traía: no advirtiendo que en mar ni en tierra en todo aquel dis-

trito podia haber lugar seguro para él, donde le fuera mejor esperar en el comedimiento ageno que en sus propiae diligencias: mas el temeroso y sospechoso siempre elige por remedio lo que le es mayor mal y: daño. Así lo hizo este caballero, que degando la plata para hacer muestra con ella, mandó sacar del navio á media noche todo el oro, perlas y piedras preciosas que en dos cofrecillos traía, que todo ello pasaba de quarenta mil pesos de valor, y llevarlo al pueblo á casa de algun amigo, ó enterrarle en la costa del navio, para volverlo á cobrar pasada la tormenta que recelaba tener con Hernando de Soto. Mas sucedió al revés, porque las guardas y centinelas que velaban metidos en el monte, que lo hay muy bravo en aquel puerto, y en toda su costa, viendo ir el batel hácia ellos, se estuvieron quedos hasta que desem-

### MISTORIA

102

barcase lo que traia; y quando vieron la gente en tierra y lejos del batel arremetieron con ellos, los quales desamparando el tesoro, huyeron ai barco; unos acertaron á tomarlo, y otros se echaron al agua por no ser muertos ó presos-Los de tierra habiendo recogido la presa sin hacer mas ruido, la llevaron toda al Gobernador, de que el recibió pena por ver que su compañero viniese tan sospechoso de su amistad y hermandad, como lo mostraba por aquel hecho, y mandólo tener encubierto, hasta ver como salia de él Hernan Ponce.

# CAPITULO XV.

Cosas que pasan entre Hernan Ponce de Leon, y Hernando de Soto; embarcase el Gobernador para la Florida.

Venido el dia siguiente, Hernan Ponce salió de su navio con mucha tristeza y dolor de haber perdido su tesoro, donde pensaba haberlo puesto en cobro: mas disimulando su pena, fue á posar á la posada del Gobernador, y á solas hablaron muy largo de las cosas pasadas y presentes, y llegados al hecho de la noche precedente, Hernando de Soto se le quejó con mucho sentimiento de la desconfianza que habia tenido de su amistad y hermandad, pues no fiando de ella, habia querido esconder su hacienda, temiendo no se la quitase, de que él estaba tan lejos, como él lo veria por la obra. Diciendo

104 HISTORIA

esto, mandó traer ante sí todo lo que la noche antes habian tomado 1 los del Batel, y lo entregó á Hera nan Ponce, advirtiéndole mirase si faltaba algo que lo haria restituir; y para que viese quan diferente ánimo habia sido el suyo de no partir la compañia y hermandad que tenia hecha, le hacia saber, que todo lo que habia gastado para hacer aquella conquista y el haberla pedido á S M., habia sido debaxo de la union de ella, para que la honra y provecho de la jornada fuese de ambos, y que de esto podia certificarse de los testigos que alli habia, en cuya presencia habia otorgado las escrituras y declaraciones para esto necesarias, y para mayor satisfacion suya, si queria ir á aquella conquista, ó sin ir á ella, como él gusrase, de qualquiera manera que fuese, dixo: que luego al presente renunciaria en él el título ó títulos que apeteciese de los que S. M. le habia dado. Demas de esto dixo, holgaria le avisase de todo lo que á su gusto, honra y provecho estuviese. bien, que en él hallaria lo que quisiese muy al contrario de lo que él habia temido.

Hernan Ponce se vió confundido de la mucha cortesia del Gobernador, y de la demasiada desconfianza suya, y atajando razones, porque no las hallaba para su descargoz respondió: suplicaba á su señoria le perdonase el yerro pasado, y tuviese por bien de le sustentar, y confirmar las mercedes que le habia hecho en llamarle compañero y hermano, de que él se tenia por muy dichoso, sin pretender otro títule mejor, que para él no lo podia haber: solo deseaba que las escrituras de su compañía y hermandad, para mayor publicidad de ella, se volviesen a renovar, y que su seño-

ria fuese muy enhorabuena á la conquista, y á él dexase yenir á España, que dándoles Dios salud y vidagozarian de su compañia, y adelante si quisiesen partirian lo que hubiesen ganado: y en señal que aceptaba por suya la mitad de lo conquistado, suplicaba á su señoria permitiese que Doña Isabel de Bobadilla, su muger, recibiese diez mil pesos en oro y plata, con que le servia para ayuda á la jornada, puesto que conforme á la compañia, era . de su señoria la mitad de todo lo que del Perú traía, que era mayor cantidad. El Gobernador holgó de hacer lo que Hernan Ponce: le pedia, y en mucha conformidad de ambos se renovaron las escrituras de su compañia y hermandad, y en ella se mantuvieron el tiempo que estuvieron en la Habana, y el Gobernador avisó a los suyos en secreto, y les persuadió con el exemplo en público, tratasen á Hernan Ponce como á su propia persona, y así se hizo, que todos le hablaban sefioria, y le respetaban como al mismo Adelantado.

Concluidas las cosas que hemos dicho, pareciéndole al Gobernador que el tiempo convidaba ya á la navegacion, mandó embarcar á toda priesa los bastimentos y las demas cosas que se habian de llevar : todo lo qual puesto en los navios como habia de ir embarcaron los caballos. En la nao de Santa Ana ochenta, en la nao de S. Christobal sesenta, en la llamada Concepcion quarenta; y en los otros tres navios menores, San Juan, Santa Bárbara y San Anton embarcaron setenta: que por todos fueron trescientos y cincuenta caballos los que llevaron á esta jornada. Luego se embarcó la gente de guerra, que con los de la isla que quisieron ir á esta conquista, sin los marineros de los ocho navios, Caravela y Vergantines, llegaban á mil hombres, toda gente lucida, apercibida de armas y arreos de sus personas y caballos, tanto que hasta entonces ni despues acá no se ha visto tan buena vanda de gente y caballos, todo junto, para jornada alguna que se haya hecho de conquista de Indios.

En todo esto de navios, gente, caballos y aparato de guerra concuerdan igualmente Alonso de Carmona, y Juan Coles en sus relaciones.

Este número de navios, caballos y hombres de pelea, sin la gente marinesca, sacó el Gobernador y Adelantado Hernando de Soto del Puerto de la Habana, quando á los 12 de Mayo del año 1539 se hizo á la vela para hacer la entrada y conquista de la Florida: llevando au armada tan abastada de todo basti-

mento, que mas parecia estar en una ciudad muy proveida que navegar por la mar, donde le dexarémos por volver á una novedad que Hernan Ponce hizo en la Habana, donde con achaque de refrescarse y aguardar mejor tiempo para la navegacion de España, se habia quedado hasta la partida del Goberna dor.

el General se habia hecho á la vela; Hernan Ponce presentó un escrito ante Juan de Roxas, teniente de Gobernador, diciendo haber dado á Hernande de Sote diez mil peses de oro, sin deberselos, forzado de temor, no le quitase, como hombre poderoso, toda la hacienda que traía del Perú. Por tanto le requeriz mandase á Doña Isabel de Bobadilla, muges de Hernando de Sote, que los habia recibido, se los volviese, dom de no protestaba que jarse de ello amb

te la magestad del Emperador nuestro señor.

Sabida la demanda por Doña Isabel de. Bobadilla respondió, que entre Hernan Ponce y Hernando de Soto, su marido, habia muchas cuentas viejas y nuevas que estaban por averiguar, como por las escrituras de la compañía y hermandad entre ellos hecha parecia, y por ellas mismas constaba deber Hernan Ponce 4 Hernando de Soto mas de cincuen≠ ta mil ducados, que era la mitad del gasto que habia hecho para aquella conquista. Por tanto mandó á la justicia prendiese á Hernán Ponce, v lo tuviese á buen recaudo hasta que se averiguasen las cuentas, las quales ella ofrecia dar luego en nombre de su marido. Esta respuesta supo Hernan Ponce antes que la justicia hiciese su oficio, que do quiera, por el dinero se hallan espías dobles, y por no verse en otras contingencias y peligros como los pasados, alzó las velas, y se vino á España, sin esperar averiguacion da cuentas, en que habia de ser alcanzado en gran suma de dinero. Mun chas veces la codicia del interés cienga el juicio á los hombres, aunque sean ricos y nobles á que hagan consas que no les sirven mas que de hanber descubierto y publicado la ban xeza y vileza de sus ánimos.

# CAPITULO XVI.

El Gobernador llega à la Florida; balla rastro de Panfilo de Narvaez.

El Gobernador Hernando de Soto que, como diximos, iba navegando en demanda de la Florida, descubrió tierra de ella el postrer dia de Mayo, habiendo tardado diez y nueve dias por la mar, por haberle sis do el tiempo contrario. Surgieron las

naos en una baía honda y buena, que Hamaron del Espiritu Santo, y por sar tarde no desembarcaron gente alguna aquel dia. El primero de Junio echaron los bateles á tierra, los quales volvieron cargados de yerba para los caballos, y traxeron mucho agraz de parrizas incultas que hallaron por el monte: que los Indios de tedo este gran reyno de la Florida no cultivam esta planta, ni la tienen en la veneracion que otras naciones, aunque comen la fruta de ella quando está muy madura ó hecha pasas. Los nuestros quedaron muy contentos de las buenas muestras que traxeron de tierra, por asemejarse . en las uvas á España, las quales no hallaren en tierra de México, ni en todo el Perú. El segundo dia de Junio mandó el Gobernador que salissen á tierra trescientos infantes al ento, y solemnidad de tomar la posesion de ella por el Emperador Carlos V, Rey de España. Los quales, despues del auso anduvieron todo el dia por la costa, sin ver Indió alguno, y á la noche se quedaron á dormir en tierra. Al quarto del alva dieron los Indios en ellos con tanto impetu y denuedo que los retiraron hasta el agua; y como tocasen arma, salieron de los navios infantes y caballos á los socorrer con tante presteza como si estuvieran en tierra.

El Teniente General Vasco Porcallo de Figueroa fue el caudillo del socorro: hallé los infantes de tierra apretados y turbados como visoños, que unos á otros se estorbaban al pelear, y algunos de ellos ya heridos de las flechas. Dado el socorro, y seguido un buen trecho el alcance de los enemigos se volvieron á su alojamiento, y apenas habian llegado á él quando se les cayó muerto el caballo del Teniente General de un flechazo que en la refriega le dieron sobre la silla que pasando la ropa, tejuelas y bastos entró mas de una tercia por las costillas á lo hueco. Vasco Porcallo holgó mucho de que el primer caballo que en la conquista se empleó, y la primera lanza que en los enemigos se estrenó, fuese el suyo.

Este dia y otro siguiente desembarcaron los caballos, y toda la gente sálió á tierra; y habiéndose restrescado ocho ó nueve dias, y dezado orden en lo que á los navios convenia, caminaron la tierra adentro poco mas de dos leguas, hasta un pueblo de un cacique llamado Hirrihigua, con quien Panfilo de Narvaez, quando fue á conquistar aquella provincia, habia tenido guerza, aunque despues el Indio se habia reducido á su amistad, y durante ella no se sabe por qué causa, enomiado Panfilo de Narvaez, le habia

hecho ciertos agravios que por ser odiosos no se-cuentan.

Por la sinrazon y ofensas quedóel cacique Hirrihigua tan amedrentado y odioso de los Españoles, que quando supo la ida de Hernando de Soto á su tierra se fue á los montes. desamparando su casa y pueblo, y por caricias, regalos y promesas que el Gobernador le hizo, enviándoselas por los Indios sus vasallos que prendia, nunca jamas quiso salir de paz, ni oir recaudo alguno de los que le enviaban; antes se enfadaba con quien se los llevaba, diciendo, que pues sabian quan ofendido y lastimado estaba de aquella nacion, no tenian para que llevarle sus mensages: que si fueran sus cabezas, esas recibiera el de muy buena gana; mas que sus palabras y nombres no les querria oir. Todo esto y mas puede. la ofensa, principalmente sì fue hecha sin culpa del ofendido: y para

que se vea mejor la rabia que este Indio contra los Castellanos tenia, será bien decir aquí algunas crueldades y martirios que hizo en quatro Españoles que pudo haber de los de Panfilo de Narvaez, que aunque nos alarguemos algun tanto, no saldrémos del propósito, antes aprovechará mucho para nuestra historia.

Es de saber, que pasados algumos dias despues que Panfilo de Narvaez se fue de la tierra de este cacique, habiendo hecho lo que dexamos dicho, acertó à ir à aquella baía
un navio de los suyos en su busca, el
qual se habia quedado atrás, y como el cacique supiese que era de los
de Narvaez, y que los buscaba, quisiera ceger todos los que iban dentro para quemarlos vivos, y por asegurarlos se fingió amigo de Panfilo
de Narvaez, y les envió á decir,
eomo su Capitan habia estado allís
y dexado orden de lo que aquel na-

vio debia de hacer si aportase à aquel puerto: y para persuadirles à que le creyesen, mostro desde tierra dos ó tres pliegos de papel blance, y otras cartas viejas que de la amistad pasada de los Españoles, ó como quiera que hubiese sido, habia podido haber, y las tenia muy guardadas.

Los del navio, con todo esto se recataron, y no quisieron salir á tierra. Entonces el cacique envió en una canoa quatro Indios principales al navio diciendo, que pues no fiaban de él, les enviaba aquellos quatro hombres nobles y caballeros (este nombre caballero en los Indios parece impropio, porque no tuvieron caballos, de los quales se deduxo el nombre, mas porque en Espafía se entiende por los nobles, y entre los Indios los hubo nobilisimos, se podrá tambien decir por ellos) en rehenes y seguridad para que del nar

# 18 HISTORIA

vio saliesen los Españoles que quisiesen ir à saber de su capitan Panfilo de Narvaez, y que sino se aseguraban que les enviaria mas prendas: viendo esto salieron quatro Españoles, y entraron en la canoa con los Indios que habian llevado las rehenes. El cacique, que los quisiera todos, viendo que no iban mas de quatro, no quiso hacer mas instancia en pedir mas Castellanos, porque esos pocos que iban á él no se escandalizasen y volviesen al navio.

Luego que los Españoles saltaron en tierra, los quatro Indios que habian quedado en el navio por rehenes, viendo que los Christianos estaban ya en poder de los suyos se arrojaron al agua, y dando una larga zabullida, y nadando como peces se fueron á tierra, cumpliendo en esto el orden que su Señor les habia dado. Los del navio, viéndose burlados, antes que les acaeciese otra

DE LA PLORIDA. or se fueron de la baía, con mu-

İIQ

.o pesar de haber perdido los comperos tan indiscretamente.

# CAPITULO XVII

rmentos que un cacique daba á un Español, esclavo suyo.

1 cacique Hirrihigua mandó guarr á buen recaudo los quatro Espales, para con la muerte de ellos emnizar una gran fiesta, que sen su gentilidad esperaba celebrar itro de pocos dias. Venida la fies-, los mandó sacar desnudos á la za, y que uno á une, corriéndode una parte á otra, los flechasen no á fieras, y que no les tirasen chas flechas juntas, porque taren mas en morir, y el tormento fuese mayor, y á los Indios su ita y regocijo mas larga y solem-. Así lo hicieron con los tres Esioles, recibiendo el cacique gran

contento y placer de verlos huir á todas partes, buscando remedio, y que en pinguna hallasen socorro sino muerte. Quando quisieron sacar el quarto, que era mozo que apenas llegaba á los diez y ocho años, natural de Sevilla, llamado Juan Ortiz, salió la muger del cacique, y en su compañia sacó tres hijas suyas mozas, y puestas delante del marido le dixo, que le suplicaba se contentase con los tres Castellanos muertos, y que perdonase aquel mozo. pues ni él ni sus compañeros habian tenido culpa de la maldad que los pasados habian hecho; pues no habian venido con Panfilo de Narvaez y que particularmente aquel muchacho era digno de perdon, porque su poca edad le libraba de culpa, y pedia misericordia; que bastaba que-. dase por esclavo, y no que lo matasen tan crudamente sin haber hecho delito.

El cacique, por dar contento á su muger é hijas, otorgó por entonces la vida á Juan Ortiz, aunque despues se la dió tan triste y amarga, que muchas veces hubo envidia á sus tres compañeros muertos; porque el trabajo continuo sin cesar de acarrear leña y agua era tanto, y el comer y dormir tan poco, los palos, bofetadas y azotes de todos los dias tan crueles, sin los demas tormentos que á sus tiempos en particulares fiestas le daban, que muchas veces sino fuera christiano, tomara por remedio la muerte con sus manos. Porque es así que sin el tormento cotidiano, el cacique por su pasatiempo, muchos dias de fiesta mandaba que Juan Ortiz corriese todo el dia sin parar de sol á sombra en una plaza larga que en el pueblo habia, donde flecharon á sus compañeros; y el mismo cacique salia á verle correr. y con él iban sus gentiles-hombres TOMO I.

122

apercibidos de sus arcos y flechas para tirarle en dexando de correr. Juan Ortiz empezaba su carrera en saliendo el sol, y no paraba de una parte á otra de la plaza hasta que se ponia, que este era el tiempo que le sefialaban. Y quando el cacique se iba á comer, dexaba sus gentileshombres que le mirasen, para que en dexando de correr lo matasen. Acabado el dia, quedaba el triste qual se puede imaginar tendido en el suelo, mas muerto que vivo: la piedad de la muger é hijas del cacique le socorrian estos tales dias, porque ellas lo tomaban luego, y lo arropaban y hacian otros beneficios con que le sustentaban la vida, que fuera mejor quitarsela por librarle de aquellos muchos trabajos. El cacique, viendo que tantos y tan continuos tormentos no bastaban á quitar la vida á Juan Ortiz, y creciéndole por horas el odio que le tenia,

por acabar con él, mandó un dia de sus fiestas hacer un gran fuego en medio de la plaza, y quando vió mucha brasa hecha mandó tenderla y poner encima una barbacoa, que es un lecho de madera de forma de parrillas, una vara de medir alta del suelo, y que sobre ella pusiesen á Juan Ortiz para asarlo vivo.

Así se hizo, donde estuvo el pobre Español mucho rato tendido de
un lado atado á la barbacoa. A los
gritos que el triste daba en el fuego, acudieron la muger é hijas del
cacique, y rogando al marido, y
aun riñendo su crueldad, lo sacaron
del fuego ya medio asado, que las
begigas tenia por aquel lado como
medias naranjas, y algunas de ellas
reventadas, por donde le corria mucha sangre, que era lastima verlo.
El cacique pasó por ello, porque
eran mugeres que él tanto queria;
y quizá lo hizo tambien por tener

adelante en quien exercitar su ira. y mostrar el deseo de su venganza, porque hubiese en quien la exercitar; que aunque tan pequeña para como la deseaba, todavia se recreaba con aquella poca; y así lo dixo muchas veces, que le habia pesado de haber muerto los tres Españoles tan brevemente. Las mugeres llevaron á Juan Ortiz á su casa, y con zumos de yerbas (que las Indias é Indios, como carecen de médicos, son grandes hervolarios) le curaron con gran lastima de verle qual estaba: qué veces y veces se habian arrepentido ya de haberlo la primera vez librado de muerte, por ver que tan á la larga y con tan crueles tormentos se la daban cada dia. Juan Ortiz al cabo de muchos dias quedó sano, · aunque las señales de las quemaduras del fuego le quédaron bien grandes.

El cacique por ne verlo así, y per librarse de la molestia que su

muger é hijas con sus ruegos le daban, mandó, porque no estuviese ocioso, exercitarlo en otro tormento no tan grave como los pasados; y fue, que guardase dia y noche los cuerpos muertos de los vecinos de aquel pueblo que se ponian en el campo dentro de un monte, lejos de poblado, lugar señalado para ellos: los quales ponian sobre la tierra en unas. arcas de madera que servian de sepulturas, sin gonces, ni otro mas recaudo de cerradura que unas tablas. con que las cubrian, y encima unas piedras ó maderos, de las quales arcas por el mal recaudo que ellas tenian de guardar los cuerpos muertos, se los llevaban los leones, que por aquella tierra hay muchos, de. que los Indios recibian mucha pesadumbre y enojo. Este sitio mandó el cacique á Juan Ortiz que guardase con cuidado, que los leones no le, llevasen algun difunto ó parte de él,

con protestacion y juramento que le hizo, que si lo llevaban, moriria asado sin remedio alguno; y para con que los guardase, le dió quatro dardos que tirase á los leones, ó á otras salvaginas que llegasen á las arcas. Juan Ortiz, dando gracias á Dios que le hubiese quitado de la continua presencia del cacique Hirrihigua, su amo, se fue á guardar los muertos, esperando tener mejor vida con ellos que con los vivos. Guardabalos con todo cuidado, principalmente de noche, porque entonces habia mayor riesgo. Sucedió que una noche de las que así velaba se durmió al quarto del alva, sin poder resistir al sueño, porque á esta hora suele mostrar sus mayores fuerzas contra los que velan. A este tiempo acertó á venir un leon, y derribando las compuertas de una de las arcas sacó un niño que dos dias antes habian echado en ella, y se lo lle-

vó. Juan Ortiz recordó al ruido que las compuertas hicieron al caer, y como acudió al arca y no halló el cuerpo del niño se tuvo por muerto: mas con toda su ansia y congoja no dexó de hacer sus diligencias buscando al leon, para si lo topase quitarle el muerto, ó morir á sus manos. Por otra parte se encomendaba á nuestro Señor le diese esfuerzo para morir otro dia, confesando y llamando su nombre; porque sabia que luego que amaneciese habian de visitar los Indios las arcas, y no hallando el cuerpo del niño lo habian de quemar vivo. Andando por el monte de una parte á otra con las ansias de la muerte, salió á un camino ancho que por medio de el pasaba, y yendo por él un rato con determinacion de huirse, aunque era imposible escaparse, ovó en el monte, no lejos de donde iba, un ruido como de perro que roia huesos, y

escuchando bien se certificó en ello, y sospechando que podia ser el leon que estuviese comiendo el niño, fue con mucho tiento por entre las matas, acercándose á donde sentia el ruido, y á la luz de la luna que hacia, aunque no muy clara, vió cerca de si al leon que á su placer comia el niño. Juan Ortiz, llamando á Dios, y cobrando animo le tiró un dardo; y aunque por entonces no vió por causa de las matas el tiro que habia hecho, todavia sintió que no habia sido malo, por quedarle la mano sabrosa, qual dicen los cazadores que la sienten quando han hecho algun buen tiro á las fieras de noche: con esta esperanza, aunque tan flaca, y tambien por no haber sentido que el leon se hubiese alejado de donde le habia tirado, aguardó á que amaneciese, encomendándose à nuestro Señor le socorriese en aquella necesidad.

# CAPITULO XVIII.

Prosigue la mala vida del cautivo christiano: como se buyó de su amo.

Con la luz del dia se certificó Juan. Ortiz del buen tiro que á tiento habia hecho de noche, porque vió muer\_ to el leon, atravesadas las entrañas. y el corazon por medio, como despues se halló quando lo abrieron: cosa que él mismo aunque la veia. no podia creer. Con el contento y alegria que se puede imaginar mejor que decir, lo llevó arrastrando por un pie sin quitarle el dardo, para que su amo lo viese asi como lo habia hallado, habiendo primero recogido y vuelto al arca los pedazos que del niño halló por comer. El cacique, y todos los de su pueblo se admiraron grandemente de esta hazafa , porque en aquella tierra , en,

## 130 HISTORIA

general se tiene por cosa de milagro matar un hombre a un leon; y así tratan con gran veneracion y acatamiento al que acierta á matarlo. Y en toda parte, por ser animal tan fiero, se debe estimar en mucho, principalmente si lo mata sin tiro de ballesta ó arcabuz como lo hizo Juan Ortiz: y aunque es verdad que los leones de la Florida, Mézico y Perú no son tan grandes, ni tan fieros como los de Africa, al fin son leones, y el nombre les basta; y aunque el refran comun diga que no son tan fieros como los pintan, los que se han hallado cerca de ellos dicen, que son tanto mas fieros que los dibujados, quanto va de lo vivo . i.e. e in 10 mil 1 a lo pintado.

Con esta buena suerte de Juan Orriz tomaron mas animo y osadia la muger é hijas del Cacique para interceder por et, que lo perdonase del todo, y se serviese de el en esta

cios honrados, dignos de su esfuerzo y valentia. Hirrihigua de allí adelante por algunos dias trató mejor á su esclavo, así por la estima y favor que en su pueblo y casa le hacian, como por acudir al hecho hazañoso que ellos en su vana religion tanto estiman y honran, que lo tienen por sagrado y mas que humano. Empero, como la injuria no sepa perdonar, todas las veces que se acordaba que á su madre habian echado á los perros, y dexadola comer de ellos, y quando se iba á sonar y no hallaba, sus narices, le tomaba el diablo por vengarse de Juan Ortiz, como si el se las hubiera cortado; y como siempre traxese la ofiensa delante de los ojos, y con la memoria de ella, de dia en dia le creciese la ira, rencor y deseo de tomar venganza, aunque per algun tiempo refrenó: estas pasiones, no pudiendo ya resistirlas, dixo un dia á su muger é hijas, que le era imposible sufrir que aquel Christiane viviese, porque su vida le era muy odiosa y abominable, que cada ve: que le veia se le refrescaban las in jurias pasadas, y de nuevo se daba por ofendido. Por tanto les mandaba que en ninguna manera intercediesen mas por él sino querian partici par de la misma saña y enojo; y que para acabar del todo con aque español, habia determinado que ta dia de fiesta, que presto habian de solemnizar, lo flechasen y matase: como habian hecho á sus compañe ros, no obstante su valentia, qu por ser de enemigo se debia ante aborrecer que estimar. La muger hijas del Cacique, porque lo viero enojado, y entendieron que no ha bia de aprovechar intercesion algu na, y tambien porque les pareci que era demasia importunar , ; dar tanta pesadimbre al señor po

el esclavo, no osaron replicar palabra en contra; antes con astucia mugeril acudieron á decirle, que seria muy bien que así se hiciese, pues él gustaba de ello. Mas la mayor de las hijas, por llevar su intencion adelante y salir con ella, pocos dias antes de la fiesta, en secreto dió noticia á Juan Ortiz de la determinacion de su padre contra él; y que ella, ni sus hermanas, ni su madre ya no valian, ni podian cosa alguna con el padre , por has berles puesto silencio en su favor, y amenazádolas si lo quebrantasen. ... A estas nuevas tan tristes, que-.. riendo esforzar al Español, añadió: otras en contrario, wile disco : Pormi que no desconfies de mi., ni des-: esperes de tu vida, ni temas que yo dexe de hacer todo lo que pudiere por dartela assireres hombre, y tien nes animo para hoirte ; yo to dard favor y socomo para bue te escapes.

# CAPITULO XIX.

Magnanimidad del Curaca, 6 Cac que Mucozo, á quien se encomen dó el cautivo.

uan Ortiz, como hombre que i huyendo, llegó al lugar antes q amaneciese; mas por no causar: gun alboroto no osó entrar en él; quando fue de dia, vió salir dos I dios del pueblo por el mismo can no que él llevaba, los quales qu sieron flecharle, que siempre a dan apercibidos de estas armas. Ju-Ortiz, que tambien las llevaba, p so una flecha en su arco para d fenderse de ellos, y tambien pa ofenderles. ; O quánto puede un p co de favor, y mas si es de dam: pues vemos que el que poco ant no sabia donde esconderse, temier do la muerte ahora se atreve á da la á otros de su propia mano, so

por verse favorecido de una moza hermosa, discreta y generosa, cuyo favor escede á todo otro favor humano: con el qual, habiendo cobrado animo, esfuerzo y aun soberbia, les dixo que no era enemigo, sino que iba con embaxada de una señora para el señor de aquel lugar.

Los Indios oyendo esto no le tiraron, antes se volvieron con él al
pueblo, y avisaron á su Cacique,
como el esclavo de Hirrihigua estaba allí con mensage para él. Lo qual
sabido por Mucozo, ó Mocozo, que
todo es uno, salió hasta la plaza á
recibir el recaudo que Juan Ortiz
le llevaba. Este despues de le haber
saludado como mejor supo á la usanza de los mismos Indios, en breve
le contó los martirios que su amo
le habia hecho, en testimonio de
los quales le mostró en su cuerpo las
señales de las quemaduras, golpes y

heridas que le habian dado, v col ahora ultimamente su señor esta determinado de matarle, para c su muerte regocijar, y solemniz tal dia de fiesta que esperaba ter presto, y que la muger é hijas c Cacique su amo, aunque much veces le habian dado la vida, osaban ahora hablar en su favor, p haberla impedido el señor sope de su enojo, y que la hija may de su señor, con deseo que no m riese, por ultimo y mejor remed le habia mandado, y puestole ar mo que se huyese, dadole gu que le encaminase á su pueblo casa, y dichole, que en nombre ella se presentase ante él : la qu le suplicaba por el amor que le t nia lo recibiese debaxo de su ar paro, y como á cosa encomenda por ella le favoreciese como qui era. Mucozo lo recibió afableme te, y le oyó con lastima de sab

- 1

los males y tormentos que habia pasado, que bien se mostraban en las señales de su cuerpo que, segun el traje de los Indios de aquella tierra, no llevaba mas de unos pañetes.

En este paso, demas de lo que hemos dicho, añade Alonso de Carmona, que lo abrazó, y besó en el: rostro en señal de paz.

Respondióle, que fuese bien venido, y se esforzase á perder el temor de la vida pasada: que en su compañia y casa la tendria biendiferente y contraria; y que por servir á quien lo habia enviado, y por él, que habia ido á socorrerse de su persona y casa, haria todo lo que pudiese como por la obra lo veria: y que tuviese por cierto, que mientras él viviese nadie seria parte para enojarle.

Todo lo que este buen Cacique dixo en favor de Juan Ortiz cum-

plió, y mucho mas de lo que pr metió, porque luego lo hizo su c marero: y siempre de dia y de n che lo traia consigo, haciéndole m cha honra, y muy mucha mas de pues que supo que habia muerto leon con el dardo. En suma le tr tó como á propio hermano, muy qu rido, que hermanos hay que se am: como el agua y el fuego; y aunqu Hirrihigua, sospechando que se f á valer de Mocozo, se lo pidió m chas veces, siempre Mucozo se e cusó de darlo, diciendo entre otr razones por ultima respuesta, qu lo dexase pues se le habia ido á casa, que muy poco perdia en pe der un esclavo que tan odioso era: lo mismo respondió á otro Ca cique cuñado suvo llamado Urriba racuxi, de quien el Hirrihigua : valió para lo pedir, el qual vieno que sus mensages no aprovechaba fue personalmente á pedirselo,

Mocozo le respondió en presencia lo mismo que en ausencia; y añadió otras palabras con enojo, diciéndole, que pues era su cuñado, no era justo le mandase hacer cosa contra su reputacion y honra; que no haria el deber, si á un afligido que se le habia ido á encomendar entregase á su propio enemigo, para que por su entretenimiento y pasatiempo lo martirizase y matase como á fiera.

De estos dos Caciques, que con mucha instancia y porfia pedian á Juan Ortiz, lo defendió Mocozo con tanta generosidad, que tuvo por mejor perder, como lo perdió, el casamiento que aficionadamente deseaba hacer con la hija de Hirrihigua, y el parentesco y amistad del cufiado, que volver el esclavo á quien lo pedia para matarlo, al qual tuvo siempre consigo muy estimado y regalado, hasta que el goberna-

dor Hernando de Soto entró en la Florida.

Diez años fueron los que Juan Ortiz estuvo entre aquellos Indios, el uno y medio en poder de Hirrihigua, y los demas con el buen Mocozo, el qual aunque bárbaro lo hizo con este Christiano muy de otra manera que los famosísimos Varones del Triunvirato que en Layno, lugar cerca de Bolonia, hicieron aquella nunca jamas bastantemente abominada proscripcion, y concierto de dar y trocar los parientes, amigos y valedores, por los enemigos y adversarios; y lo hizo mucho mejor que otros principes christianos - que despues acá han hecho otras tan abominables, y mas que aquella, considerada la inocencia de los entregados, la calidad de alguno de ellos, y la fe que debian tener y guardar los entregadores: que aquellos eran gentiles, y éstos se pre-

ciaban del nombre y religion christiana; los quales, quebrantando las leyes y fueros de sus reynos, y sin respetar su propio sér y grado, que eran reyes y grandes principes, y con menosprecio de la fé jurada y

prometida, cosa indigna de tales nombres, solo por vengarse de sus enojos, entregaron los que no les habian ofendido, por haber los ofensores dado inocentes por culpados, como lo testifican las historias antiguas y modernas, las quales dexaremos por no ofender oidos poderosos, y lastimar los piadosos. Basta representar la magnani-

midad de un infiel para que los principes fieles se esfuercen á le imitar, y sobrepujar si pudieren; no en la infidelidad, como lo hacen algunos indignos de tal nombre, sino en la virtud y grandezas semejantes , á que por la mayor alteza de estado que tienen estan mas obligados: qué



# I 44 HISTORIA

cierto, consideradas bien las circunstancias del hecho valeroso de este Indio, y mirado por quien y contra quien se hizo, y lo mucho que quiso posponer y perder, yendo aun contra su propio amor y deseo por negar el socorro y favor demandado, y por él prometido, se verá que nació de animo generosísimo y heroico, indigno de haber nacido y de vivir en la bárbara gentilidad de aquella tierra: mas Dios · y la naturaleza humana, muchas veces en desiertos tan incultos y estériles producen semejantes animos, para mayor confusion y vergüenza - de los que nacen, y se crian en tier-. ras fértiles y abundantes de toda buena doctrina, ciencias y religion christians.

### CAPITULO XX.

Envia el Gobernador por Juan Ortiz.

La relacion que hemos dado de la vida de Juan Ortiz, tuvo el Gobernador aunque confusa en el pueblo del Cacique Hirrihigua, donde al presente lo tenemos: y antes la habia tenido, aunque no tan larga, en la Habana de uno de los quatro Indios que diximos habia preso el contador Juan de Añasco quando le enviaron á que descubriese la costa de la Florida, que acertó á ser vasallo de este Cacique: el qual Indio, quando en su relacion nombraba en la Ha-. bana á Juan Ortiz, dexando el nombre Juan, porque no lo sabia, decia Orotiz, y como á este mal hablar del Indio se añadiese el peor entender de los buenos interpretes que declaraban lo que él queria de-TOMO I.

## 146 HISTORIA

cir, y como todos los oyentes tuviesen por principal intento el ir á
buscar oro, oyendo decir al Indio
Orotiz, sin buscar otras declaraciones entendian que llanamente decia
que en su tierra habia mucho oro,
y se holgaban y regocijaban solo
con oirlo nombrar, aunque en tan
diferente significacion y sentido.

Pues como el gobernador se certificase que Juan Ortiz estaba en poder del Cacique Mucozo, le pareció seria bien enviar por él, así por sacarlo de poder de Indios, como porque lo habia menester para lengua é interprete de quien se pudiese fiar. Para lo qual eligió un caballero natural de Sevilla nombrado Baltasar de Gallegos, que iba por alguacil mayor de la armada y del exercito; el qual por su nucha virtud, esfuerzo y valentia merecia ser general de otro mayor exercito que aquel, y la dixo que con sesenta lam-

zas que llevase en su compañia fuese á Mucozo, y de su parte le dixese, quan agradecidos estaban él y todos los Españoles que consigo tenia de la honra y beneficios que á Juan. Ortiz habia hecho, y quanto deseaba que se ofreciese en que gratificarselos: que al presente le rogaba se lo diese, que para cosas que importaban mucho lo habia menester: y quando le pareciese viniese á visitarle, que holgaria mucho de lo conocer y tener por amigo. Baltasar de Gailegos, con las sesenta lanzas y un Indio que lo guiase, salió del real en cumplimiento de lo que se le mandó.

Por otra parte, el Cacique Mucozo, habiendo sabido la ida del
gobernador Hernando de Soro con
tanta pujanza de gente y caballos,
y que habia tomado tierra tan cerca de la suya, temiendo no le hiciesen daño en ella, quiso con pro-

dencia y buen consejo prevenir el mal que podria venirle, y para lo remediar llamó á Juan Ortiz y le dixo: Habeis de saber hermano, que en el pueblo de vuestro buen amigo Hirrihigua está un capitan español con mil hombres de guerra y muchos caballos que vienen á conquistar esta tierra: bien sabeis lo que por vos he hecho, y como por salvaros la vida, y no entregaros al que os tenia por esclavo, y os queria para matar, elegí caer antes en desgracia de mis deudos y vecinos que hacer lo que ellos contra vos me pedian: ahora se ofrece tiempo y ocasion en que podreis gratificarme la buena acogida., regalo y amistad que os he hecho, aunque yo nunca lo hice con esperanza de galardon alguno; mas pues la ventura lo ha encaminado así, será cordura no perder lo que ella nos ofrece.

Ireis al general español, y de

vuestra parte y mia le suplicareis, que en remuneracion de lo que á él y á toda su nacion en vos he servido, pues por qualquiera de todos ellos hiciera lo mismo, tenga por bien de no hacerme daño en esta poca tierra que tengo, y se digne de recibirme en su amistad y servicio, que desde luego le ofrezco mi persona, casa y estado, para que la ponga debaxo de su proteccion y amparo; y porque vais acompañado como á vos y á mí conviene, llevareis cincuenta gentiles-hombres de mi casa, y mirareis por ellos y por mí como nuestra amistad os tiene obligado.

Juan Ortiz, con regocijo de la buena nueva, dando interiormente gracias á Dios por ella, respondió á Mucozo, que holgaba mucho se hubiese ofrecido tiempo y, ocasion en que servir la merced y beneficios que le habia hecho, no solo de

la vida, sino tambien de mucho favor, estima y honra que de su mucha virtud y cortesia habia recibido; de todo lo qual daria muy larga relacion y cuenta al capitan español y á todos los suyos, para que se lo agradeciesen y pagasen, en lo que al presente en su nombre les pidiese, y en lo por venir se ofreciese; que él iba muy confiado que el general haria lo que de su parte le suplicase, porque la nacion española se preciaba de gente agradecida de lo que por los suyos se hubiese hecho: y así seguramente quedase con esperanza de alcanzar lo que enviaba á pedir al gobernador. Luego vinieron los cincuenta Indios que el Cacique habia mandado apercibir, los quales, y Juan Ortiz tomaron el camino real que va del un pueblo al otro su ye salieron el mismo dia que Baltasar de Gallegos salió del real á buscarle.

Sucedió, que despues de haber andado los Españoles mas de tres leguas por el camino real ancho v seguido que iba al pueblo de Mucozo, el Indio que los guiaba, pareciéndole que no era bien hecho usar de tanta fidelidad con gente que venia á les sujetar y quitar sus tierras y libertad, y que de mucho atras se habian mostrado enemigos declarados, aunque de aquel exercito hasta entonces no habian recibido agravios de que se poder quejar, mudó el animo de guiarles, y á la primera senda que vió atravesar, dexando el camino real, la tomó; y á poco trecho que por ella andubo, la perdió, que no era seguida; y así los traxo gran parte del dia descaminados y perdidos, llevándolos siempre en arco hácia la costa del mar, con deseo de topar alguna cienaga, cala ó bahia en que, si pudiese, los ahogase. Los Castellanos, como no

sabian la tierra, no sentian el engaño del Indio, hasta que uno de ellos, por entre los árboles de un monte claro por donde iban, acertó á ver las gavias de los navios que habian dexado, y vió que estaban muy cerca de la costa, de que dió aviso al capitan Baltasar de Gallegos El qual, vista la maldad de la guia, le amenazó con muerte, haciendo ademan que lo queria alancear. El Indio, temiendo no le matasen, por señas y palabras como pudo dixo, que los volveria al camino real, mas que era menester desandar todo lo que fuera de camino habian andado, y así volvieron por los mismos pasos á buscarlo.

## CAPITULO XXI

Lo que sucedió à Juan Ortiz con los Españoles que por el iban.

Juan Ortiz, caminando por el camino real, llegó á la senda por donde el Indio habia descaminado á Baltasar de Gallegos y á sus caballeros; y sospechando lo que fue, y temiendo no fuesen los Castellanos por otra parte, é hiciesen daño en el pueblo de Mucozo, consultó con los Indios lo que harian: acordaron todos que seria bien siguiesen á toda prisa el rastro de los caballos hasta los alcanzar, y que no tomasen otro camino, porque no los errasen.

Pues como los Indios siguiesen el rastro de los Españoles, y volviesen por el mismo camino que habian llevado, se dieron vista los unos á los otros en un gran llano, que á una parte de él habia un monte cerrado de matas espesas. Los Indios, viendo los Castellanos, dixeron á Juan Ortiz, que seria cordura asegurar sus personas y vidas con meterse en aquel monte hasta que los Christianos los reconociesen por amigos, porque teniéndolos por enemigos no los alanceasen en lo raso del campo. Juan Ortiz no quiso tomar el buen consejo de los Indios, confiado en que era Español, y que los suyos le habian de conocer luego que le viesen, como si viniera vestido á la Española, ó estuviera en alguna cosa diferenciado de los Indios para ser conocido por Espafiol. El qual, como los demas, no llevaba sino unos pañetes por vestiduram un arco y flechas en las manos, y un plumage de media braza en alto sobre la cabeza por gala y · .... ornamento. ٠.

Los Castellanos, como noveles y ganosos de pelear, viendo los Indios, arremetieron á ellos á rienda suelta, y por muchas voces que el capitan les dió, no bastó á los detener; Quién podrá con visofios, quando se desmandan?

Los Indios, como viesen quan denodada, é consideradamente iban los Castellanos á ellos, se arrojaron todos en el monte, que no quedó en el campo mas de Juan Ortiz y un Indio, que no se dió tanta prisa como los otros á meterse en la guarida, al qual hirió un Español que habia sido soldado en Italia, liamado Francisco de Morales, natural de Sevila, de una lanzada en los lomos, alcanzándole á las primeras matas del monte. Con Juan Ortiz arremetió otro Español Ilamado. Alvaro Nieto, natural de la villa de Alburquerque, uno de los mas recios y fuertes Españoles que

# 156 MISTORIA

liban en todo el exército, el qual cerrando con él le tiró una brava anzada. Juan Ortiz tuvo buena ventura y destreza, que rebatiendo la lanza con el arco, dió un salto al través huyendo á un mismo tiempo del golpe de la lanza, y del encuentro del caballo, y viendo que Alvaro Nieto revolvia sobre él, dió grandes voces diciendo Xivilla, Xivilla, por decir Sevilla, Sevilla.

En este paso añade Juan Coles, que no acertando Juan Ortiz á hablar castellano, hizo con la mano y el arco la señal de la cruz para que el Español viese que era christiano: porque con el poco ó ningun uso que entre los Indios habia tenido de la lengua castellana se la habia olvidado hasta el pronunciar el nombre de la propia tierra, como yo podré decir tambiea de mímismo, que por no haber tenido en España con quien hablar mi lengua

natural y materna, que es la general que se habla en todo al Perú, aunque los Incas tenian otro particular que hablaban ellos entre sí unos con otros, se me ha olvidado de tal manera, que con saberla hablar tan bien y mejor, y con mas elegancia que los mismos Indios que no son Incas, porque soy hijo de Palla, y sobrino de Incas, que son los que mejor y mas apuradamente la hablan, por haber sido lenguage de la corte de sus principes, y haber sido ellos los principales cortesanos, no acierto ahora á concertar seis ó siete palabras en oracion, para dar á entender lo que quiero decir; y mas, que muchos vocablos se me han ido de la memoria, que no sé quales son, para nombrar en indio tal ó tal cosa; aunque es verdad, que si ovese hablar á un Inca le entenderia todo lo que dixese, y si oyese los vocablos olvidados diria

lo que significan. Empero de mí mismo, por mucho que lo procuro, no acierto á decir quales son: esto he sacado por experiencia del uso, ó descuido de las lenguas, que las agenas se aprenden con usarlas, y las propias se olvidan no usándolas.

Volviendo á Juan Ortiz, que lo dexamos en gran peligro de ser muerto por los que mas deseaban verlo vivo, como Alvaro Nieto le ovese decir Xivilla, le preguntó si era Juan Ortiz, y como le respondiese que sí, lo asió por un brazo, y echó sobre las ancas de su caballo como á un niño, porque era recio y fuerte este buen soldado, y con mucha alegria de haber hallado lo que iba á buscar, dando gracias á Dios de no haberle muerto, aunque le parecia que todavia le veia en aquel peligro, lo llevó al capitan Balsasar de Gallegos. El qual recibió á Juan Ortiz con gran regocijo.

y luego mandó llamasen á los demas caballeros que por el monte andaban ansiosos por matar Indios. como si fueran venados, para que todos se juntasen á gozar de la buena suerte que les habia sucedido antes que hiciesen algun mal en los amigos, por no conocerlos. Juan Ortiz entró en el monte á llamar los Indios, diciéndoles á grandes voces que saliesen, y no hubiesen miedo. Muchos de ellos no pararon hasta su pueblo á dar aviso á su Cacique de lo que habia pasado. Otros, que no se habian alejado tanto, volvieron de tres en tres, y de quatro en quatro, como acertaban á hallarse, y todos, y cada uno de por si, con mucha saña y enojo refiian á Juan Ortiz su poca advertencia y mucha visofieria. Y quando vieron al compañero Indio herido por su causa, se encendieron de manera, que apenas se con-

tenian de poner las manos en él, y se las pusieran si los Españoles no estuvieran presentes; mas vengaban su enojo con mil afrentas que le decian, llamándole tonto, necio, impertinente, que no era Español ni hombre de guerra, y que muy poco ó nada le habian aprovechado los duelos, y toda la malaventura pasada, que no en valde se la habian dado, y que la merecia mucho peor. En suma ningun Indio salió del monte que no rifiese con él, y todos le decian casi unas mismas palabras, y él propio las declaraba á los demas Españoles para su mayor afrenta. Juan Ortiz quedó bien reprehendido de haber sido bien confiado, mas todo bien empleado atrueque de verse entre Christianos, los quales curaron al Indio herido, y poniéndole sobre un caballo, se fueron con él, con Juan Ortiz y con los demas Indios al real, deseosos de ver al gobernador, por llevar en

tan breve tiempo tan buen recaudo de lo que les habia mandado, y antes que saliesen del puesto, despachó Juan Ortiz un Indio con relacion á Mucozo de todo lo sucedido, porque no se escandalizase de lo que los Indios huidos le hubiesen dicho.

Todo lo que hemos referido de Juan Ortiz lo dicen tambien Juan Coles, y Alonso de Carmona en sus relaciones, y el uno de ellos dice, que le caveron gusanos en las llagas que el fuego le hizo quanda lo asaron. Y el otro, que es Juan Coles, dice, que el gobernador le dió luego un vestido de terciopelo negro, y que por estar echo á andar desnudo no lo pudo sufrir, que solamente traia una camisa, y unos calzones de lienzo, gorra y zapatos, y que andubo así mas de veinte dias, hasta que poco á poco se hizo á andar vestido. Dicen mas

estos dos testigos de vista, que entre otras mercedes y favores que el Cacique Mucozo hizo á Juan Ortiz, fue una hacerle su capitan general de mar y tierra.

#### CAPITULO XXIL

Fiesta que todo el exercito bizo á Juan Ortiz: viene Mucozo á visitar al gobernador.

Buena parte de la noche era ya pasada, quando Baltasar de Gallegos y sus compañeros entraron en el real. El gobernador que los sintió, recibió sobresalto, temiendo que pues volvian tan presto, les habia acaecido alguna desgracia, porque no los esperaba hasta el dia tercero; mas certificado del buen recaudo que traian, toda la congoja se convirtió en fiesta y regocijo: rindió las gracias al capitan y á sus soldados de que lo hubiesen hecho

tan bien: recibió á Juan Ortiz como á propio hijo, con lástima y dolor de acordarse de tantos trabajos y martirios como habia dicho. y su mismo cuerpo mostraba haber pasado; porque las señales de las quemaduras de quando lo asaron eran tan grandes, que todo un lado no era mas que una quemadura ó señal de ella. De los quales trabajos daba gracias á Dios le hubiese librado, y del peligro de aquel dia, que no habia sido el menor de los que habia pasado. Acarició los Indios que con él vinieron, y mandó que con gran cuidado y regalo curasen al herido. Despachó aquella misma hora dos Indios al Cacique Mucozo con mucho agradecimiento por los beneficios que habia hecho á Juan Ortiz, por haberselo enviado libremente, y por el ofrecimiento de su persona y amistad; la qual dixo, que en nombre del Emperador y

### 164 HISTORIA

Rey de España, su Señor, que era el principal y el mayor de toda la Christiandad, y en nombre de todos aquellos capitanes y caballeros que con él estaban, y en el suyo, aceptaba para le agradecer y pagar lo que por todos ellos habia hecho en haber escapado de la muerte á Juan Ortiz, que todos ellos le rogaban los visitase, que quedaban con deseo de le ver y conocer.

Los capitanes y ministros así del exercito, como de la hacienda real y caballeros, y todos los demas soldados en comun y particular festejaron grandemente á Juan Ortiz, que no se tenia por compafiero el que no llegaba á le abrazar, y dar la enhorabuena de su venida. Así pasaron aquella noche, que no la durmieron con este general regocijo.

Luego el dia siguiente llamó el general á Juan Ortiz para informar-

se de lo que sabia de aquella tierra, y para que le contase particularmente lo que por él habia pasado en poder de aquellos dos Caciques. Respondió, que de la tierra, aunque habia tanto tiempo que estaba en ella, sabia poco ó nada; porque en poder de Hirrihigua su amo, mientras no le atormentaban con nuevos martirios, no le dexaba desmandarse un paso del servicio ordinario que hacia, acarreando agua y leña para toda la casa; y que en poder de Mucozo, aunque tenia libertad para ir donde quisiese, no usaba de ella, porque los vasallos de su amo viéndolo apartado de Mucozo no le matasen, que para lo haeer tenian su orden y mandato; y. que por estas causas no podia dar buena noticia de las calidades de la tierra, mas que habia oido decir que era buena, y quanto mas adentro era mejor y mas fertil, y que la

vida que con los Caciques habia pasado, habia sido en los dos estremos de bien y de mal que en este siglo se puede tener: porque Mucozo se habia mostrado con él tan piadoso y humano, quanto el otro eruel y vengativo, sin poderse encarecer bastantemente la virtud del uno, ni la pasion del otro, como su Señoria habria sido ya informado: para prueba de lo qual mostró lasseñales de su cuerpo, descubriendo las que se podian ver, y amplió la relacion que de su vida hemos dado, v de nuevo relató otros muchos tormentos que habia pasado, que causaron compasion á los oyentes; y lo dexarémos por escusar prolixidad.

El Cacique Mucozo, al dia tercero de como se le habia hecho el recaudo con los Indios, vino bien acompañado de los suyos: besó las manos del gobernador con toda ve-

neracion y acatamiento. Luego habló al teniente general, al maese de campo, y á los demas capitanes y caballeros, que allí estaban, á cada uno conforme á la calidad de su persona, preguntando primero á Juan Ortiz quien era este, aquel y el otro; y aunque le dixese por alguno de los que le hablaban que no era caballero, ni capitan, sino soldado particular, le trataba con mucho respeto; pero con mucho mas á los que eran nobles y á los ministros des exercito: de manera que fue notado por los Españoles. Mucozo, despues que hubo hablado y dado lugar á que le hablasen los que presentes estaban, volvió á saludar al gobernador con nuevos modos de acatamiento. El qual, habiéndole recibido con mucha afabilidad y cortesia, le rindió las gracias de lo que por Juan Ortiz habia hecho, y por haberselo enviado tan amigablemente, dixole que le habia obligado á él, á su exercito y á toda la nacion española, para que en todo tiempo se lo agradeciesen. Mucozo respondió, que lo que por Juan Ortiz habia hecho, lo habia hecho por su propio respeto; porque habiéndosele ido á encomendar y socorrer de su persona y casa con necesidad de ella, en ley de quien era estaba obligado á hacer lo que por él habia hecho, y que le parecia todo poco; porque la virtud, esfuerzo y valentia de Juan Ortiz, por si sola, sin otro respeto alguno, merecia mucho mas, y que el haberlo enviado á su Señoria, mas habia sido por su propio interes y beneficio que por servir á su Señoria, pues habia sido, para que como defensor y abogado, con su intercesion y meritos, alcanzase merced y gracia para que en su tierra no se le hiciese daño: y así ni lo uno, ni lo otro tenia su señoria que agradecer, ni recibir en servicio: mas que él se holgaba, como quiera que hubiese sido, de haber acertado á hacer cosa de que su señoría, aquellos caballeros y toda la nacion Española, cuyo aficionado servidor él era, se hubiesen agradado y mostrado haber recibido contento. Suplicaba á su señoría, que con el mismo beneplácito lo recibiese en su servicio, debaxo de cuya proteccion y amparo ponia su persona, casa y estado, reconociendo por principal Señor al Emperador y Rey de España, y segundariamente á su señoría como á su Capitan General y Gobernador de aquel reyno, que con esta merced que se le hiciese, se tendria por mas aventajadamente gratificado que habia sido el mérito de su servicio, hecho en beneficio de Juan Ortiz, ni el haberlo enviado libremente, cosa que su señoria tanto habia estima-TOMO I.

170 HISTORIA

do; á lo qual decia, que él estimaba y tenia en mas verse como aquel dia se veia favorecido y honrado de su señoría, y de todos aquellos caballeros, que quanto bueno habia hecho en toda su vida, y que protestaba esforzarse á hacer de allí adelante cosas semejantes en servicio de los Españoles, pues aquellas le habian salido á tanto bien.

Estas y otras muchas gentilezas dixo este Cacique, con toda la buena gracia y discrecion que en un discreto cortesano se puede pintar, de que el Gobernador y los que con él estaban se admiraron no menos que de las generosidades que por Juan Ortiz habia hecho, á las quales imitaban las palabras.

Por todo lo qual el Adelantado Hernando de Soto, y el Teniente General Vasco Porcallo de Figueroa, y otros caballeros particulares, aficionados de la discreción y vir-

171

tud del Cacique Mucozo, se movieron à corresponderle en lo que de su parte en agradecimiento de tanta bondad pudiesen premiar. Y así le dieron muchas dadivas, no solo à él, sino tambien à los gentiles-hombres que con él vinieron, de que todos ellos quedaron muy contentos.

## CAPITULO XXIII.

Viene la madre de Mucozo muy ansiosa por su bijo.

Dos dias despues de lo que hemos dicho, vino la madre de Mucozo muy ansiosa y fatigada de que su hijo estuviese en poder de los Castellanos, la qual por haber estado ausente no supo la venida del hijo á ver al Gobernador, que no se lo consintiera; y así las primeras palabras que al General dixo, fueron que le diese el hijo antes que hiciese de él lo que Panfilo de Narvaez habia he-

cho de Hirrihigua, y que si pensaba hacer lo mismo, que diese libertad á su hijo, que era mozo, y en ella que era vieja hiciese lo que quisiese, que ella sola llevaria la pena de ambos.

El Gobernador la recibió con muchas caricias y respondió, que su hijo por su mucha bondad y discrecion no merecia que le hiciese mal, sino que todos le sirviesen, y ella lo mismo por ser madre de tal hijo. que perdiese el temor que traia, porque ni á ella, ni á su hijo ni á persona de toda su tierra se le haria mal ninguno, sino todo el placer y regalo que fuese posible. Con estas palabras se aquietó algun tanto la buena vieja, y estuvo con los Españoles tres dias, mas siempre tan maliciosa y recatada, que comiendo á la mesa del Gobernador preguntaba á Juan Ortiz, si osaria comer de lo que la daban, que decia

se recelaba y temia le diesen ponzoña para matarla.

El Gobernador y los que con él estaban lo rieron mucho, y le dixeron que seguramente podia comer, que no la querian matar sino regalar; mas ella todavia, no fiándose de palabras de estrangeros, aunque le daban del mismo plato del Gobernador, no queria comerlo ni gustarlo, si primero no le hacia la salva Juan Ortiz. Por lo qual le dixo un soldado Español, qué como ha\_ bia ofrecido poco antes la vida por su hijo, pues se recataba tanto de morir. Respondió, que no aborrecia ella el vivir, sino que lo amaba como los demas hombres; mas que por su hijo daria la vida todas las veces que fuese menester, porque lo queria mas que al vivir; por tanto suplicaba al Gobernador se lo diese, que queria irse y llevarlo consigo, que no osaria fiarlo de los christianos.

El General respondió, que se fuese quando ella quisiese, que su hijo gustaba de quedarse por algunos dias entre aquellos caballeros, que eran mozos y soldados, hombres de guerra como él, y se hallaba bien con ellos; que quando le pareciese se iria libremente sin que nadie 10 enojase. Con esta promesa se fue la vieja, aunque mal contenta de que su hijo quedase en poder de Castellanos: y á la partida dixo á Juan Ortiz, que librase á su hijo de aquel capitan, y de sus soldados, como su hijo lo habia librado á él de Hirrihigua, y de sus vasallos: lo qual rió muy mucho el Gobernador y los demas Españoles, y el mismo Mucozo ayudaba á reir las ansias de su madre.

Despues de haber pasado estas cosas de risa y contento, estubo el buen Cacique en el exército ocho dias, en los quales visitó en sus poDE LA PLORIDA.

sadas al Teniente General, al Maese de Campo, á los Capitanes y Oficiales de hacienda imperial. v á muchos caballeros particulares por su nobleza: con los quales todos hablaba tan familiarmente, con tan buena desenvoltura y cortesia, que parecia haberse criado entre ellos. Preguntaba cosas particulares de la corte de Castilla, y por el Emperador, por los señores, damas y caballeros de ella: decia hólgara verla, si pudiera venir á ella. Pasados los ocho dias se fue á su casa; despues volvió otras veces á visitar al Gobernador, y traíale siempre de los regalos que en su tierra habia. Era Mucozo de edad de 26 ó 27 años, lindo hombre de cuerpo y rostro.

## CAPITULO XXIV.

Prevenciones que para el descubrimiento se bicieron : como prendieron los Indios á un Español.

No estaba ocioso el Gobernador y Adelantado Hernando de Soto entretanto que estas cosas pasaban entre los suvos, antes con todo cuidado y diligencia hacia oficio de Capitan y Caudillo; porque luego que los bastimentos y municiones se desembarcaron y pusieron en el pueblo del Cacique Hirrihigua, por ser el mas cercano á la baia del Espiritu Santo, porque estuviesen cerca del mar, mandó que de los once navios que habia llevado, volviesen los siete mayores á la Habana á orden de lo que Dofia Isabel de Bobadilla su muger dispusiese de ellos, y quedasen los quatro menores para lo que por la mar se les ofreciese y hubie-

se menester. Los vasos que quedaron fueron el navio San Anton, la caravela y los dos vergantines, de los quales dió cargo al Capitan Pedro Calderon, el qual entre otras excelencias que tenia, era haber militado muy mozo debaxo del baston y gobierno del gran Capitan Gonzalo Fernandez de Córdoba. Procuró con toda diligencia y cuidado atraer de paz y concordia al Cacique Hirrihigua, porque le parecia que conforme al exemplo que este Cacique diese de sí, podria esperar ó temer que harian los demas Caciques de la comarca: deseaba su amistad, porque con ella entendia tener ganada la de todos los de aquel reyno, porque decia, que si aquel que tan ofendido estaba de los Castellanos se reconciliase é hiciese amigo de ellos, 3quánto mas aina lo serian los no ofendidos? Demas de la amistad de los Caciques esperaba que su reputacion y honra se aumentaria gener mente entre Indios y Españoles, haber aplaçado este tan rabioso e. migo de su nacion; por todo lo qu siempre que los Christianos corri do el campo acertaban á prender los vasallos de Hirrihigua, se los viaba con dadivas y recaudos de h nas palabras, rogándole con la an tad, y convidandole con la satisf cion que del agravio hecho por P filo de Narvaez deseaba darle. Cacique, no solamente no salió paz, ni quiso aceptar la amistad los Españoles, pero ni aun respon palabra alguna á ningun recaudo los que le enviaron. Solo decia à mensageros, que su injuria no su dar buena respuesta, ni la cortesi: aquel Capitan merecia que se la « sen mala, y nunca á este propós habló otras palabras: mas ya que buenas diligencias que el Goberna hacia por haber el amistad de Hi

179

higua no aprovecharon para los fines é intento que él deseaba, á lo menos sirvieron de mitigar en parte la ira y rencor que este Cacique tenia contra Españoles, lo qual se vió en lo que dirémos luego.

La gente de servicio del Real iba cada dia por yerba para los caballos, en cuya guarda y defensa solian ir de continuo quince ó veinte infantes, y ocho ó diez caballos. Acaeció un dia, que los Indios que andaban en asechanza de estos Españoles dieron en ellos tan de sobresalto, con tanta grita y alarido, que sin usar de las armas, solo con la voceria los asombraron, y ellos que estaban descuidados y desordenados se turvarons. y antes que se recogiesen pudieron haber los Indios á las manos un soldado llamado Grajales, con el qual, sin querer hacer otro mal, en los demas christianos, se fueron muy contentos de haberlo preso.



### 180 HISTORIA

Los Castellanos se recogieron tarde, y uno de los de á caballo fue corriendo al Real, dando arma y aviso de lo que habia pasado, por cuya relacion à toda diligencia salieron del exército veinte caballos bien apercibidos, y hallando el rastro de los Indios que iban con el Español preso lo siguieron, y al cabo de dos leguas que corrieron, llegaron á un gran canaveral que los Indios por lugar secreto y apartado habian elegido, donde tenian escondidas sus mugeres é hijos. Todos ellos, chicos y grandes, con mucha fiesta y regocijo de la buena presa hecha estaban comiendo á todo su placer, descuidados de pensar que los Castellanos hiciesen tanta diligencia por cobrat un Español perdido. Decian á Grafales, que comiese y no tuviese pena, que no le daria la mala vida que à Juan Ortiz habian dado.

Lo mismo le decian las mugeres



y niños, ofreciéndole cada uno de ellos la comida que para sí tenia, rogándole que la comiese por él y se consolase, que ellos le harian buena amistad y compañía.

Los Españoles, sintiendo los Indios; entraron por el cañaveral haciendo ruido de mas gente que la que iba, por asombrar con el estruendo á los que estaban dentro, porque no se pusiesen en defensa.

Los Indios, oyendo el tropel de los caballos, huyeron por los callejones que á todas partes tenian hechos por el cañaveral para entrar y
salir de él; y enmedio del cañaveral
tenian rozado un gran pedazo para
estancia de las mugeres é hijos, los
quales quedaron en poder de los Españoles por esclavos del que poco antes lo era de ellos. La variedad de
los sucesos de la guerra, y la inconstancia: de la fortuna de ella es
tanta; que en un punto se cobra lo

que por mas perdido se tenia, y en otro se pierde lo que en nuestra opinion mas asegurado está.

Graiales, reconociendo las voces de los suyos, salió corriendo á recibirlos, dando gracias á Dios que tan presto le hubiesen librado de sus enemigos. Apenas le conocieron los Castellanos, porque aunque el tiempo de su prision habia sido breve, ya los Indios le habian desnudado y puestole no mas de con unos pafietes como ellos traen. Regocijaronse con él, y recogiendo toda la gente que en el cafiaveral habia de mugeres y niños, se fueron con ellosal exército, donde el Gobernador los recibió con alegria de que se hubiese cobrado el Español, y con su libertad preso tanta gente de los enemigos.

- Gtajales contó luego todo lo que habia sucedido, y dixo como los Indios quando salieron de su embosca-

#### DE LA PLORIDA.

183 da no habian querido hacer mal á los christianos, porque las .flechas que les habian tirado, mas habian sido por amedrentarlos, que no por matarlos ni herirlos, que segun los habian hallado descuidados y des-· mandados pudieran si quisieran matar los mas de ellos, y que luego que lo prendieron se contentaron con él, y sin hacer otro mal se fueron, y dexaron los demas Castellanos, y que por el camino y en el alojamiento del Cafiaveral le habian tratado bien, y lo mismo sus mugeres é hijos, diciéndole palabras de consuelo, y ofreciéndole cada qual lo que para su comer tenia: lo qual sabido por el Gobernador, mandó traer ante sí las mugeres, muchachos y nifios que traxeron presos, y les dixo, que les agradecia mucho el buen tratamiento que á aquel Español habian hecho, y las buenas palabras, que le habian dicho, en recompen-

sa de lo qual les daba libertad para que se fuesen á sus casas, y les encargaba que de allí adelante no huvesen de los Castellanos, ni les oviesen temor, sino que tratasen y contratasen con ellos como si todos fueran de una misma nacion, que él no habia ido allí á maltratar naturales de la tierra, sino á tenerlos por amigos y hermanos; y que así lo dixesen á su Cacique, á sus maridos, parientes y vecinos: sin estos halagos les dieron dadivas, y las enviaron muy contentas del favor que el General y todos los suyos les habian hecho.

Entre otros dos lances prendieron despues estos mismos Indios otros dos Españoles, el uno llamado Hernando Vintimilla, grande hombre de la mar, y el otro Diego Muñoz, que era muchacho, page del Capitan Pedro Calderon, y no los mataron, ni les dieros la mala vida que

DE LA FLORIDA. habian dado á Juan Ortiz, antes los dexaron andar libremente como á qualquiera Indio de ellos, de tal manera, que pudieron despues estos dos christianos, con buena maña que para ello tuvieron, escaparse de poder de los Indios en un navio que con tormenta acertó á ir á aquella baia del Espiritu Santo, como adelante dirémos. De manera, que con las buenas palabras que el Gobernador envió á decir al Cacique Hirrihigua, y con las buenas obras que á sus vasallos hizo, le forzó que mitigase y apagase el fuego de la safia y rabia que contra Castellanos en su corazon tenia. Los beneficios tienen tanta fuerza, que aun á las fieras mas bravas hacen trocar su propia y natural fiereza.

casa les hubiese enviado sus enemigos: que ya que él era amigo y servidor de los Españoles, queria serlo sin perjuicio ageno ni de su honor. Y dixo mas, que aunque Urribarracuxi no fuera su cufiado como lo era, sino muy extraño, hiciera por él lo mismo, quanto mas siendo deudo tan cercano de afinidad y vecindad; y que asimismo le suplicaba muy encarecidamente no atribuvesen aquella resistencia á poco amor, y menos voluntad de servir A los Españoles, que cierto no lo hacia sino por no hacer cosa fea, por la qual fuese notado de traydor á su patria, parientes, vecinos y comarcanos, y que à los mismos Castellanos pareceria mal si en aquel caso ó en otro semejante hiciese lo que le mandasen, aunque fuese en servicio de ellos, porque en fin era mal hecho; por lo qual decia, que antes elegiria la muerte que hacer cosa



que no debiese á quien era.

Juan Ortiz, por orden del Capitan Baltasar de Gallegos, respondió y dixo, que no tenian necesidad de la guia para que les mostrase el camino, pues era notorio, que el que habian traido hasta allí, era camino real que pasaba adelante hasta el pueblo de su cuñado, mas que pedian el Indio para mensagero, que fuese delante á dar aviso al Cacique Urribarracuxi, para que no se escandalizase de la ida de los Españoles, temiendo no llevasen ánimo de hacerle mal y daño; y para que su cufiado creyese al mensagero, que siendo amigo no le engañaria, querian que fuese vasallo suyo y no ageno, para que lo fuese mas fidedigno, el qual de parte del Gobernador dixese á Urribarracuxi, que él y toda su gente deseaban no hacer agravio à nadie; y de parte del Capitan Baltasar de Gallegos, que era el que iba á su tierra, le avisase como llevaba orden y expreso mandato del General, que aunque Urribarracuxi no quisiese paz y amistad con él y sus soldados, ellos la mantuviesen con el Cacique, no por su respeto, que no le conocian ni les habian merecido cosa alguna, sino por amor de Mucozo, á quien los Espafioles y su Capitan General deseaban dar contento, y por él á todos sus deudos, amigos y comarcanos, / como lo habian hecho con Hirrihigua, el qual, aunque habia estado y estaba muy rebelde, no habia recibido ni recibiria dafio alguno.

Mucozo con mucho agradecimiento respondió, que al Gobernador, como á hijo del sol y de la luna, y á todos sus Capitanes y soldados por el semejante, besaba las
manos muchas veces por la merced
y favor que con aquellas palabras le
hacian, que de nuevo le obligaban á

morir por ellos; que ahora que sabia para qué querian la guia holgaba mucho darla; y para que fuese fidedigno á ambas partes, mandaba que fuese un Indio noble, que en la vida pasada de Juan Ortiz habia sido grande amigo suyo, con el qual salieron los Españoles del pueblo de Mucozo muy alegres y contentos, y aun admirados de ver que en un bárbaro hubiese en todas ocasiones tan buenos respetos.

En quatro dias fueron del pueblo de Mucozo al de su cuñado Urribarracuxi. Habria del un pueblo al otro diez y seis ó diez y siete leguas. Hallaronlo desamparado, que el Cacique y todos sus vasallos se habiam ido al monte, no embargante que el Indio amigo de Juan Ortiz les llevó el recaudo mas acariciado que se les pudo enviar; y aunque despues de llegados los Españoles al pueblo volvió atras dos veces con el mismo re-

caudo, nunca el curaca quiso salir de paz, ni hizo guerra á los Castellanos, ni les dió mala respuesta. Escusóse con palabras comedidas y razones, que aunque frivolas y vanas le valieron.

Este nombre curaca en lengua general de los Indios del Perú significa lo mismo que Cacique; en lenguage de la isla española y sus circunvecinas, que es señor de vasallos; y pues yo soy Indio del Perú, y no de Santo Domingo ni sus comarcanas, se me permita que yo introduzca algunos vocablos de mi lenguage en esta mi obra, porque se vea que soy natural de aquella tierra y no de otra.

Por todas las veinte y cinco leguas que Baltasar de Gallegos y sus compañeros, desde el pueblo de Hirrihigua hasta el de Urribarracuxi anduvieron, hallaron muchos arboles de los de España, que fueron parrizas, como atrás diximos, nogales, encinas, morales, ciruelos, pinos y robles, y los campos apacibles y deleytosos que participaban tanto de tierra de monte como de campiña. Habia algunas cienegas, mas tanto menores quanto mas la tierra adentro, y apartada de la costa de la mar.

Con esta relacion envió el Capitan Baltasar de Gallegos quatro de á caballo, entre ellos á Gonzalo Silvestre, para que la diesen al Gobernador de lo que habian visto, y como en aquel pueblo y su comarca habia comida para sustentar algunos dias el exército. Los quatro caballeros anduvieron en dos dias las veinte y cinco leguas que hemos dieho, sin que en el camino se les ofreciese cosa digna de memoria: donde los demarémos, por contar lo que entretanto sucedió en el Real.

े , वा पुरस्कार है। इस्तुविक्ष

TOMO I.

# CAPÍTULO XXVI.

Lo que sucedió al Teniente General yendo à prender à un curaca.

Un dia de los que el Gobernador estuvo en el pueblo de Hirrihigua, tuvo aviso y nueva cierta, como el Cacique estaba retirado en un monte no lejos del exército. El Teniente General Vasco Porcallo de Figueroa, como hombre tan belicoso y ganoso de honra, quiso ir por él, por gozar de la gloria de haberlo traido por bien ó por mal, y no aprovechó que el Gobernador quisiese estorvarle el viage, diciendole que enviase otro Capitan, sino que quiso ir el mismo; y así nombrando los caballeros s infantes que le pareció llevar consigo, salió del Real con gran lozania y mayor esperanza de traer preso, ó hecho amigo al curaca Hirrihigua, el qual, como por

#### DE . LA FLORIDA.

sus espias supiese que el Teniente General, y muchos Castellanos iban donde él estaba, les envió un mensagero diciendo, que les suplicaba no pasasen adelante, porque el estaba en lugar seguro, donde por mas -y mas que trabajasen no podrian llegar & di -por los muchos malos pasos de arroyos, cienegas y montes que habia enmedio: por tanto les requeria y suplicaba se volviesen , astes que les acaèciese alguna desgraleia si entrassi en alguna parte: don-(de no'l padiesen 'salir .. y que este aviso les daba, no de miedo que de ellos tuviese que le hubiesen de prender , sino en recompensa v servicio de la merced y gracie que le habian -hecho en no haber hecho el maloy daño que en su tierra y vasallos pu--dieran haber hecho, and have un-Este recaudo envió machas ve-

Este recaudo envió machas reces el Cacique Hirdhigua y que casi , se alcanzaban les manageros unos se

otros; mas el Teniente General. quanto ellos mas se multiplicaban. tanto mas deseaba pasar adelante. entendiendo al contrario, y persuadiéndose que era temor del curaca, y no cortesia ni manera de amistad. y que porque no se le podia escapar porfiaba tanto con los mensages. Con estas imaginaciones se daba mas priesa á caminar, sirviendo de es-· puelas á todos los que con· él iban, hasta que llegaron á una grande y mala cienega. Dificultaron todos el : pasar por ella, solo Vasco Porcallo hizo instancia á que entrasen, y por moverles con el exemplo, porque como práctico soldado que habia sido, sabia que para ser un Capitan obedecido en las dificultades, no to-· niamejor remedio que ir delante de sus soldados, aunque esta era temeridad, dió de espuelas al caballo, y entró apriesa en la cienega, y en pos de él entraron otros muchos,

mas á pocos pasos que el Teniente General dió, cayó el caballó con él, donde se hubieran de ahogar ambos, porque los de á pie por ser légamo v lodo no podian nadar para llegar apriesa á socorrerle, y por ser cieno se hundian si iban andando, y los de á caballo por lo mismo no podian llegar á favorecerle, que todos corrian un mismo peligro, sino que el de Vasco Porcallo era mucho mayor, por estar cargado de armas, envuelto en el cieno, y haberle tomado el caballo una pierna debaxo, con que lo ahogaba sin dexarle valer de su persona.

De este peligro salió Vasco Porcallo, mas por misericordia divina que por socorro humano, y como se vió lleno de lodo, perdidas las esperanzas que de prender al Cacique llevaba, y que el Indio sin haber salido con armas al encuentro á pelear coa él, solo con palabras envis-

das á decir por via de amistad le hubiese vencido, corrido y avergonzado de si propio, lleno de pesar y : melancolia, mando volver la gente, y como con el enojo de esta desgracia se juntase la memoria de su mucha hacienda, el descanso y regalo que en su casa habia dexado, que su edad ya no era de mozo, que la mayor parte de ella era ya pasada, que los trabajos venideros de aquella conquista rodos ó:los mas habian de ser, como los de aquel dia ó peores, y que él no tenia necesidad de tomarlos por su voluntad, pues le bastaban los que habia pasado, le pareció volverse á su casa y dexar aquella jornada para los mozos que á ella iban.

Con estas imaginaciones fue por todo el camino hablandolas a solas,; y a veces en público, reprisendo a menudoles nombres de los dos curacas Hirribigua, y Urribarracazi;

# DE LA PLORIDA. 100 desmembrándolos por sílabas, y trocando en ellas algunas letras para que le saliesen mas aproposito á lo que por ellas queria inferir diciendo, hurri harri, hurri higa, burra coja, hurri harri, doy al diablo la tierra donde los primeros y mas continuos nombres que en ella he oido son tan viles é infames: voto à tali que de tales principes no se pueden: esperar buenos medios ni fines, ni de tales agüeros buenos sucesos. Trabaje quien lo ha menester para comer ó ser honrado, que á mí me sobra hacienda y honra para toda mi'vida, y aun para despues de ella.

Con estas palabras y otras semejantes, repetidas muchas veces, llegó al exército, y luego pidió licencia al Gobernador para volverse á la isla de Cuba. El General se la dió, con la misma liberalidad y gracia: que habia recibido su ofrecimiento: para la conquista, y con la licencia le dió el galeoncillo San Anton, en que se fue.

: Vasco Porcallo repartió por los exballeros y soldados que le pareció sus armas, caballos y el demas aparato y servicio de casa; que como hombre tan rico y noble lo habia llevado muy bueno y aventajado. Mandó dexar para el exército todo el bastimento y matalotage que para su persona y familia habia sacado de su casa : dió orden, que un hijo suyo natural llamado Gomez Suarez de Figueroa, habido en una india de Cuba, se quedase para ir en la jornada con el Gobernador: dexole dos caballos, armas, y lo demas necesario para la conquista. El qual anduvo despues en toda ella como muy buen cabaliero y saldado, hijo de tal padre, sirviendo con mucha prontitud en todas las ocasiones que se ofrecieron, y despues que los Indios le mataron los caballos, anduvo siempre á pie, sin querer aceptar del General ni de otro personage alguno caballo prestado ni dado, ni otro ningun regalo ni favor, aunque se viese herido y en mucha necesidad, por parecerle que todos los regalos que le hacian y ofrecian, no llegaban á recompensar los servicios y beneficios por su padre hechos en comun y particular á todo el exército, de que el Gobernador andaba congojado y deseoso de agradar-y regalar á este caballero, mas su ánimo era tan estraño y esquivo, que nunca jamás quiso recibir nada de nadie.

. .

# CAPITULO XXVII.

Relacion que Baltasar de Gallegos envió de lo que babia descubierto.

Concluidas en brevisimo tiempo las cosas que hemos dicho, se embarcó Vasco Porcallo, y ilevó consigo todos los Españoles Indios y Negros que para su servicio habia traido, dexando nota en codo el exercito, no de cobardia, porque no cabia en śa śnimo; sino de inconstancia, como en la isla de Cuba quando se ofreció para la conquista, la había dexado de ambicion demasiada, por desamparar su casa, hacienda y regalo por cosas nuevas, sin necesidad de ellas. En casos graves, siempre las determinaciones no consultadas con la prudencia y consejo de los amigos suelen causar arrebatados y sun desesperados arrepentimientos,

que así las executa: que si este ca-

ballero mirara antes de salir de su casa lo que miró despues para vol-. verse á ella, no fuera notado de los que fue, ni inquietara su persona-

para menoscabo y pérdida de su reputacion y gasto de su hacienda; pudiendo haberla empleado en la misma jornada, con mas prudencia y mejor consejo para mas loa y honra suya. Mas ;quién domará una bestia fiera, ni aconsejará á los libres y poderosos, confiados de sí mismos, y persuadidos que conforme á los bieses de fortuna tienen los del ápimo, y que la misma ventaja que haeen à los demas hombres en la hacienda que ellos no ganaron; esa misma les hacen en la discrecion y sabiduria que no aprendieron? Por lo qualtani piden consejou ni lo quitoren lecibir, hi bueden ver á los que son para darselet. 102 018 00 11 C 11

El dia siguiente á la partida de Vasco Porcallo, llegaron al exército los quatro caballeros que Baltasar de Gallegos envió con la relacion de lo que habia visto y oido, de las tierras que habian andado. Los quales la dieron muy cumplida, y de mucho contento para los Españoles; porque todas las cosas dixeron en favor de su pretension y conquista, salvo una que dixeron, que adelante del pueblo de Urribarracuzi habia una grandisima cienega, y muy mala de pasar. Todos se alegraron con las buenas nuevas, y á lo de la cienega respondieron, que Dios habia dado al hombre ingenio y maña para allanar y pasar por las dificultades que se le ofreciesen.

Con esta relacion mandó el Gobernador echar vando, que se apercibiesen para caminar pasados los tres dias siguientes. Ordenó que Gonzalo Silvestre con otros veinte de á caballo volviese á dar aviso á Baltasar de Gallegos, como al quarto dia saldria el exército en su seguimiento.

Habiendo de salir el Gobernador del pueblo de Hirrihigua, era necesario dexar presidio y gente de guarnicion que defendiese y guardase las armas, bastimentos y municiones que el exército tenia, porque de ton do esto habia llevado mucha cantidad, y tambien que la caravela y los dos vergantines que estaban en la baia no quedasen desamparados. Para lo qual nombró al Capitan Pedro Calderon que quedase por caudillo de mar y tierra, y tuviese á su cargo lo que en ambas partes quedaba, para cuya defensa y guarda. dexó quarenta lanzas, y ochenta infantes, sin los marineros de los rres mavios, con orden que estuviesen quedossin mudarse á otra parte, has; ta que les envissen á mandar otra

cosa, y que con los Indios de la comarca procurasen tener siempre paz, y en ninguna manera guerra, aunque fuese sufriéndoles mucho desden, y particularmente regalasen é hiciesen toda buena amistad á Mucezo.

Dexada esta orden, la qual el Capitan Pedro Calderon guardó como buen capitan y soldado, salió el Gobernador de la baia del Espiritu Santo y pueblo de Hirrihigua, y caminó hácia el de Mucozo, al qual llegó á dar vista la mañana del dia tercero de su camino. Mucozo que sabia su venida, salió á recibirle con muchas lágrimas: y sentimiento de su partida, y le suplicó se quedase aquel dia en su pueblo. El Gobernador, que deseaba no molestarle con tanta gente, le dixo, que le convenia pasar adelante, porque llevaba las jornadas contadas, que se quedase con Dies, y hubiese por ence-

mendados al capitan y soldados que en el pueblo de Hirrihigua quedaban : rindióle de nuevo las gracias de. lo que por el , por su exército, v por Juan Ortiz habia hecho: abrazóle con mucha ternura y señales. de grande amor, que lo merecia la bondad de este famoso Indio, el qual con muchas lágrimas, aunque procuraba retenerlas, besó las manos al Gobernador ; y entre otras palabras que para significar la pena de su ansencia le habló, dixo: Que no sabria decir qual habia sido mayor. é el contento de haberle conocido w recibido por señor, é el dolor de verle partir sin poder seguir á su seforia, que le suplicaba, per última merced se acordase de el. Despedido del General, habló á los demas capitanes y caballeros principales, y per buen término les dixo la triste-28 y soledad en que le dexaban jip person y other manage of the last

rase en todos sus hechos. Con esto se quedó el buen Mucozo, y el Gobernador pasó adelante en su viage hasta el pueblo de Urribarracuzi, sia que por el camino se le ofreciese cosa digna de memoria.

De la baia del Espiritu Santo al pueblo de Urribarracuxi caminaron siempre al Nordeste, que es al Norte, torciendo un poco hácia donde. sale el sol. En este rumbo, y en todos los demas que en esta historia se dixeren, es de advertir, que no se tomen precisamente para culparme, si otra cosa pareciere despues, quando aquella tierra se ganare, siendo Dios servido: que aunque hice todas las diligencias necesarias para poderlos escribir con certidumbre. so me fue posible alcanzarla; porque como el primer intento que estos Castellanos llevaban, era conquistar aquella tierra, y buscar oro y plata, no atendian á otra cosa

que no fuese plata y oro, por lo qual dexaron de hacer otras cosas que les importaban mas que el demarcar la tierra. Y esto basta para mi descargo de no haber escrito conla certinidad que he deseado, y era necesario.

# CAPITULO XXVIII.

Pasan mal dos veces la cienega grande: el Gobernador sale à buscarle paso: lo balla.

Liegado que fue el Gobernador al pueblo de Urribarracuxi, donde el Capitan Baltasar de Gallegos le esperaba, envió mensageros al cacique que estaba retirado en los montes, ofreciéndole su amistad, mas ninguna diligencia fue parte para que saliese de paz, lo qual visto por el Gobernador, dexó al Indio, y entendió en enviar corredores por tres partes, que fuesen á descubrir paso

á la cienega que estaba tres leguas del pueblo, la qual era grande y muy dificultosa de pasar, por serde una legua en ancho, tener mucho cieno (de donde toman el nombre de cienega) y muy hondo á las orillas. Los dos tercios á una parte y otra de la cienega eran de cieno, y la otra tercia parte en medio de agua, tan honda que no se podia vadear; mas con todas estas dificultades le hallaron paso los descubridores, los quales al fin de ocho dias que habian salido, volvieron con la nueva de haberlo hallado y muy bueno. Con esta relacion salió el Gobernador y toda su gente del pueblo, y en dos dias llegaron al paso de la cienega, y la pasaron con facilidad, porque el paso era bueno, mas por ser ella tan ancha tardaron en pasarla todo un dia. A media legua pasada la cienega se alojaron en un buen llano, y el dia siguiencubridores para ver por donde ha-

bian de caminar, volvieron, diciendo, que en ninguna manera podian pasar adelante, por las muchas cienegas que habia de los arroyos que salian de la cienega mayor, y anegaban los campos, lo qual era causa que se pasase bien la cienega por el paso que hemos dicho, porque. como encima del paso se derramase mucha agua, saliendo de la madre vieja, facilitaba que pasasen bien la cienega mayor, y dificultaba que pudiesen andar los campos. Por lo: qual quiso el Gobernador ser el descubridor del camino; porque en los trances y pasos dificultosos, si él mismo no les descubria no se satisfacia de otro. Con esta determinacion volvió a pasar la cienega desotras parte, y sligiendo cien caballos! yncien infantes que fuesen con el, dêxó el resto del exercito donde se

estaba con el Maese de Campo, y caminé tres dias la cienega arriba por un lado de ella, enviando á trechos descubridores que viesea si se hallaba algun paso.

En todos los tres dias nunca faltaron Indios que, saliendo del monte que habia por la orilla de la cienega, sobresaltaban los Españoles. tirándoles flechas, y se acogian al monte, mas algunos quedaban burlados, muertos y presos; los presos, por librarse de la importunidad y pesadumbre que les daban los Españoles preguntándoles por el camino y paso de la cienega, se ofrecian á guiarlos, y como eran enemigos los guiaban y metian en pasos. dificultosos, y en partes donde habia Indios emboscados que salian á flechar á los christianos. A estos tales, que fueron quatro, luego que les sentian la malicia des echabam los perros y los mataban. Por lo qual



DE LA PLORIDA. 212 un Indio de los presos, temiendo la muerte, se ofreció à guiarlos fielmente, y sacándolos de los malos pasos por donde iban, los puso en un camino limpio, llano y ancho apartado de la cienega, y habiendo camipado por él quatro leguas, volvieron.sobre la cienega, donde hallaron un paso que á la entrada y salida estaba limpio de cieno, y el agua se vadeaba á los pechos una legua de largo, salvo en medio de la canal, que por su mucha hondura, por espacio de cien pasos no se podia vadear, donde los Indios tenian hecha una mala puente de dos grandes arboles caidos en el agua, y lo que ellos no alcanzaban estaba afiadido con maderos largos, atados unos con etros, y atravesados etros palos menores en forma de varandillas. Por este mismo paso diez años antes pasó Panfilo de Narvaez con su exército desdichado, and a description of the city of the

ban heridos ligeramente, que por haber sido debaxo del agua no penetraron mucho las flechas. Con este sobresalto que los Indios dieron, sin hacer otro daño, se retiraron del paso, y se fueron donde no los vienon mas. Los Españoles aderezaron la puente sin recibir mas molestia, y á tres tiros de arcabuz encima de aquel paso hallaron otro muy bueno para los caballos.

El Gobernador, hallando los pasos que descaba para pasar la cienega, le pareció dar luego aviso de
ellos á Luis de Moscoso, su Maese
de Campo, para que con el exército
caminase en pos de él, y tambien
para que luego que tuviese la nueva
le enviase socorro de vizcocho y queso, porque la gents que consigo tenia padecia necesidad de comida,
que pensando no alejarse tanto habian sacado poco bastimento: para
lo qual llamó á Gonzalo Silvestre,

### DE LA FLORIDA.

y en presencia de todos le dixo: á vos os cupo en suerte el mejor caballo de todo nuestro exército, y fue para mayor trabajo vuestro, porque os hemos de encomendar los lances mas dificultosos que se nos ofrezcan; por tanto prestad paciencia, y advertid que á nuestra vida y conquista conviene que volvais esta noche al Real, y digais à Luis de Moscoso lo que habeis visto, y como hemos hallado paso á la cienega, que camine luego con toda la gente en nuestro seguimiento, y á vos, que luego que llegueis os despache con dos cargas de vizcocho y queso, con que nos entretengamos hasta hallar comida, que padecemos necesidad de ella, y para que volvais mas seguro que vais os mande dar treinta lanzas que os aseguren el camino, que yo os esperaré en este mismo lugar hasta mañana en la moche que habeis de ser aqui de vuelta . \* sun-TOMO I.

que el camino os parezca largo y dificultoso, y el tiempo breve, yo sé á quien encomiendo el hecho, y porque no vayais solo, tomad el compañero que mejor os pareciere, y sea luego, que os conviene amanecer en el Real, porque no os maten los Indios si os coge el dia antes de pasar la cienega.

Gonzalo Silvestre sin responder palabra alguna se partió del Gobernador, subió en su caballo, y de camino como iba encontró con un Juan Lopez Cacho, natural de Sevilla, page del Gobernador, que tenia un buen caballo y le dixo: El General manda que vos y yo vayamos con un recaudo suyo á amanecer a Real: por tanto seguidme luego, que ya yo voy caminando. Juan Lopez respondió diciendo, por vida vuestra que lleveis erro, que yo estoy cansado y no puedo ir allá. Replicó Gonzalo Silvestre, el Gobernador

### DE LA FLORIDA.

219

me mandó que escogiese un compañero, yo elijo vuestra persona: si quisieredes venir, venid enhorabuena, y sino quedaos en ella misma, que porque vamos ambos no se disminuye el peligro, ni porque yo vaya solo se aumenta el trabajo. Diciendo esto dió de espuelas al caballo, y siguió su camino. Juan Lopez, mal que le pesó, subió en el suyo y fue en pos de él. Salieron de donde quedaba el Gobernador á hora que el sol se ponia, ambos mozos que apenas pasaban de los veinte años.

A section of permitting the section of the permitting of the section 
in a special control of the control

# CAPITULO XXIX.

Lo que pasaron los dos Españoles en su viage basta que llegaron al Real.

Estos dos esforzados y animosos Españoles, no solamente no huyeron el trabajo, aunque lo vieron tan escesivo, ni temieron el peligro, aunque era tan eminente, antes con toda facilidad y prontitud como hemos visto se ofrecieron á lo uno y á lo otro; y así caminaron las primeras quatro ó cinco leguas sin pesadumbre alguna, por ser el camino limpio sin monte, cienegas, ni arroyos, y por todas ellas no sintieron Indios. Mas luego que las pasaron dieron en las dificultades y malos pasos que al ir habian llevado, con atolladeros, montes y arroyos que salian de la cienega mayor, y volvian á entrar en ella: y so podian huir estos malos pasos, porque como no habia camino abierto, ni ellos sabian la tierra, erales forzoso para no perderse volver siguiendo el mismo rastro que los tres dias pasados al ir habian hecho: caminaban solamente al tino de lo que reconocian haber visto y notado en la ida.

El peligro que estos dos companeros llevaban de ser muertos por los Indios era tan cierto, que ninguna diligencia que ellos pudieran hacer bastara á sacarlos de él, si Dios no los socorriera por su misericordia, mediante el instinto natural de los caballos, los quales, como si tuvieran entendimiento, dieron en rastrear: el camino que al ir habian llevado, y como podencos ó perdigueros hincaban los hocicos en tierra para rastrear y seguir el camino; y aunque á los principios no entendiendo sus dueños la intencion de los caballos los tiraban de las riena

# 258 HISTORIA

te, soltó al que tenia, y asió al que se le iba, y habiendole derribado aguijó tras el tercero, que ya habia pasado delante, y haciendo de él lo mismo que de los dos primeros, fue al quarto que se le iba, y dando con él en tierra volvió sobre los otros, y anduvo entre ellos con tanta destreza y maña, y soltando al que derribaba, prendiendo y derribando al que se levantaba, y amedrentandoles con grandes ladridos al tiempo del echarles mano, que los embarazó y detuvo, hasta que llegó el socorro de los Españoles que prendieron los quatro Indios, y los volvieron al Real: y apartados cada uno de por sí les preguntaron la causa de haberse huido tan sin ocasion, temiendo no fuesen contraseña de algun trato doble que tuviesen armado. Respondieron todos quatro concordando en uno, que no lo habian hecho por otra cosa sino por vana

imaginacion que les habia dado de parecerles que seria gran hazaña y prueba de mucha gallardia y ligerena si de aquella suerte se fuesen de samedio de los Castellanos, del qual hecho hazañoso pensaban gloriarse despues entre los Indios, por taber sido al parecer de ellos victoria grande, la qual les habia quiado de las manos el lebrel bruto, que así llamaban al perro.

En este lugar Juan Coles, haniendo contado algunos pasos de los que hemos dicho, cuenta otra hazaía particular del lebrel bruto, y dice: Que en otro rio antes de Ocali, istando Indios y Españoles á la ripera de él hablando en buena paz, un Indio temerario, como lo son muchos de ellos, dió con el arco á un Castellano un gran palo sin proposito alguno, y se arrojó al agua, y en pos de él todos los suyos, y que el lebrel que estaba cerca, viendo el

## 260 HISTORIA

hecho se arrojó tras ellos, y aunque alcanzó otros Indios dice, que no asió de alguno de ellos hasta que llegó al que habia dado el palo, y echandole mano lo hizo pedazos en el agua.

De estas ofensas y de otras que Bruto les habia hecho, guardando el exército de noche, que no entraba Indio enemigo que luego no lo degollase, se vengaron los Indios con matarle como se ha dicho, que por tenerle conocido por estas nuevas, le tiraban de tan buena gana, mostrando en el tirarle la destreza que tenian en sus arcos y flechas.

Cosas de grande admiracion han hecho los lebreles en las conquistas del Nuevo Mundo, como fue becerrillo en la isla de San Juan de Puerto Rico, que de las ganancias que los Españoles hacian, daban al perro, ó por él á su dueño, que era un arcabucero, parte y media de arca-

bucero, y a un hijo de este lebrel llamado leoncillo, le cupo de una partija quinientos pesos en oro, de las ganancias que el famoso Vasco Nuñez de Balboa hizo despues de haber descubierto la mar del Sur.

# CAPÍTULO XXXIV.

Hacen los Españoles una puente: pasan el rio de Ocali: llegan à Ochile.

Viendo el Gobernador el poco respeto y menos obediencia que los Indios tenian á su Cacique Ocali, y que para el hacer de la puente ni para otro efecto alguno le aprovechaba poco ó nada el tenerlo consigo, acordó darle libertad, para que se fuese á los suyos, porque los demas Señores de la comarca no se escandalizasen, entendiendo que lo detenian contra su voluntad; y así

### 262 . HISTORIA

le llamó un dia y le dixo, que siempre le habia tenido en libertad, y
tratadole como à amigo, y que no
queria que por su amistad perdiese
con sus vasallos, ni que ellos pensando que lo tenian preso se amotinasen mas de lo que estaban. Por
tanto le rogaba se fuese á ellos quando quisiese, y volviese quando le
pluguiese, ó no volviese como mas
gusto le diese, que para todo le daba libertad.

El curaca la tomó alegremente diciendo, que solo por reducir sus vasallos á la obediencia del Gobernador queria volver á ellos, para que todos viniesen á servirle, y quando no pudiese atraerlos, volveria solo por mostrar el amor que al servicio de su Señoria tenía. Con esta promesa hizo otras muchas, mas ninguna cumplió, ni volvió como habia prometido, que de los prisioneros que debaxo de sus palabras sa-

DE LA PLORIDA. 263 len de la prision, pocos han hecho lo que Atilio Regulo.

Habiéndose ido el Cacique, los Españoles por industria de un ingeniero ginovés, llamado Maese Francisco, trazaron la puente por geometria, y la hicieron de grandes tablones echados sobre el agua, asidos con gruesas maromas que para semejantes necesidades lievaban prevenidas. Trababan y encadenaban las tablas con largos y gruesos palos, que cruzaban por cima de ellas, que como habia tanta madera en aquella tierra, á pedir de boca gastaban la que querian, con lo qual en pocos dias se acabó la obra de la puente, y salió tan buena, que hombres y caballos pasaron por ella muy á placer.

El Gobernador, antes que pasasen el rio, mandó á los suyos, que puestos en emboscadas prendiesen los Indios que pudiesen, para llevar

### 264 HISTORIA

quien los guiase, porque esos pocos que habian venido á servir los Castellanos se huyeron con la ida del Cacique. Prendieron treinta Indios entre chicos y grandes, á los quales con alhagos, dadivas y promesas, y por otra parte con grandes amenazas de cruel muerte sino hacian el deber, les hicieron que los guiasen en demanda de otra provincia que está de la de Ocali diez y seis leguas. Las quales aunque estaban despobladas eran de tierra apacible, llena de mucha arboleda y arroyos que por ella corrian, muy llana y fértil si se cultivase.

Las ocho leguas primeras anduvo el exército en dos dias; y el dia tercero, habiendo caminado la media jornada, se adelantó el Gobernador con cien caballos y cien infantes, y caminando el resto del dia y toda la noche siguiente, dió al amanecer en un pueblo llamado Ochi-

205

le, que era el primero de una gran provincia que habia por nombre Vitachuco. Esta provincia era muy grande: tenia por donde los Españoles pasaron mas de cincuenta leguas de camino: tenianla repartida entre si tres hermanos, el mayor de ellos se llamaba Vitachuco, como la misma provincia y el pueblo principal de ella, que adelante veremos, el qual señoreaba la mitad, como de diez partes las cinco. El segundo, cuvo nombre por haberse ido de la memoria no se pone aquí, poseía de las otras cinco las tres, y el menor, que era Señor de este pueblo Ochile, y del mismo nombre frienta las dos partes. Porque causa ¿ 6 come hubiese sido este repartimiento no se supo; porque en las demas provincias que estos Castellanos anduvieron, las heredaban los primogonitos, como se heredan los mayorazgos sin dar parte i lossegundos. Pa-TOMO I.

do ser que estas partes se hubiesen juntado por casamientos que se hubiesen hecho con aditamento que se volviesen á dividir en los hijos, ó que parientes que hubiesen muerto sin herederos forzosos las hubiesen dexado á los padres de estos tres hermanos con la misma condicion, que se dividiesen en los sucesores, porque hubiese memoria de ellos: que el deseo de la inmortalidad conservada en la fama, por ser natural al hombre, lo hay en todas las nacionaes por barbaras que sean.

Pues como deciamos, el Adelantado llegó al amanecer al pueblo Ochile, que era de cincuenta casas grandes y fuertes, porque era frontera y defensa contra la provincia vecina que atrás quedaba, que era enemiga, que en aquel reyno casi todas lo son unas de otras. Dió de sobresalto en el pueblo: mandó cocar los instrumentos musicales de la

DE LA PLORIDA. guerra, que son trompetas, pifanos y atambores, para con el ruido de ellos causar mayor asombro. Prendieron muchos Indios que con la nowedad del estruendo salian pavorides de sus casas à ver qué era aquello que nunca habian oido. Acometieron la casa del curaca, que era hermosisima: toda ella era una sala de mas de ciento y veinte pasos de largo, y quarenta de ancho. Tenia quatro puertas á los quatro vientos principales. Al derredor de la gran sala, pegados á ella, habia por de fuera muchos aposentos, los quales se mandaban por de dentro de la sala como oficinas de ella.

En cota casa certaba el Cacique con mucha gente de guerra, que la tenia de ordinario siempre consigo, como hombre enemistado, y con el rebato acadió mucha mas gente de pueblo. El curaca mandó tocar al arma, y quiso safir a peletir con los

Castellanos, mas por priesa que al y sus Indios se habian dado á tomar las armas para salir de la casa, ya los christianos les tenian ganadas las quatro puertas ... y defendiéndoles la salida les amenazaban, que sino se rendian los quemarian vivos: Por otra parte les ofrecian paz, amistad y todo buen tratamiento. Mas el curaca, ni por los fieros, ni por los alhagos, quiso rendirse hasta que salido el sol le traxeron muchos de los suyos que habian preso, los quales le certificaron que los Españoles eran muchos, que no podrian prevalecer contra ellos por las armas, sino que fiase de ellos y de su amistad , porque á ninguno de los presos habian tratado mal, que se conformase con la necesidad presente, pues no tenia otro remedio.

Por las persuasiones se rendió el Cacique. El Gobarnador la recibió afablamenta, y mando que los Espa-

1 .1

DE LAS PROMIDA.

269

fioles tratasen con mucha amistad a los Indios, y reteniendo consigo al curaca, hizo soltar libremente todos los demas Indios, de que el Señor y los vasallos quedaron muy contentos.

Alcanzada esta victoria, viendo el General que de la otra parte del pueblo, en un hermosisimo valle, habia gran población de casas derramadas de quatro en quatro, y de cinco en cinco, de mas y de menos, donde habia mucho número de Indios, le pareció no era seguro espezar la noche siguiente en aquel pueblo; porque los Indios, juntándose y viendo los pocos Castellanos que eran , no se atreviesea à quitarles el curaca éhiciesen algun levantamiento con todos los Señores de la comarca; por lo qual salió del pueblo, fue dende estaban los suyos, llevó consigo el curaca, y helló alojada sa gente tres leguas del pueblo: esta-

### 70 HISTORIA

ban congojados de su ausencia, mas con su venida y la buena presa se regocijaron mucho. Con el Cacique fueron sus criados y otros muchos Indios de guerra que de su voluntad quisieron ir con él.

# CAPITULO XXXV.

Viene de paz el bermano del curaca Ochile: envian embaxadores à Vitachuce:

1 . . . .

El dia siguiente entró el exército en Ochile en forma de guerra, puestos en esquadron los de á pie y los de á caballo, tocando las trompetas, pifanos y atambores, porque viesen los Indios que no era gente con quien ellos podian burlarse. Alojado el exército, trató el Gobernador con el curaca Ochile enviase mensageros á sus dos hermanos, con recaudos de paz y amistad, porque siendo les

DE LA PLORIDA. mensages suyos, los recibirian mejor, y darian mas crédito á sus palabras. El Cacique los envió á cada uno de los dos hermanos de por sicon las mejores palabras y razones que supo formar, diciéndoles, con mo aquellos Españoles habian venido a sus tierras, y que traian deseo y animo de tener á todos los Indios por amigos y hermanos, y que iban de paso á otras provincias , y no hacian daño por do pasaban, principalmente á los que les salian á recibir de paz, que se contentaban no mas de con la comida necesaria, y. que sino salian á servir, les hacian. estrago en los pueblos, quemaban en lugar de leña la madera de las. casas, por no ir por ella al monte, derramaban con desperdicio los bastimentos que hallaban, tomando á discrecion mas de lo que habia meni nester, y hacian otras cosas como. en tierra de enemigos. Lo qual todo

se escusaba con admitirles la paz, que ellos ofrecian, y con mostrarsales amigos siquiera por su propio interes.

El hermano segundo, que estaba mas cerca, cuyo nombre no sabemos, respondió luego dando gracias al hermano por el aviso que le enviaba, diciendo holgaba mucho con la venida de los Castellanos á su tierra, que deseaba verlos y conocerlos, y que no iba luego con los mensageros, porque quedaba aderezando las cosas necesarias para mejor servirles, y para recibirles con la mayor fiesta y solemnidad que les fuese posible, que dentro de tres ó quatro dias iria á besar las manos al Gobernador, y á darle la obediencia. Entretanto rogaba á su hermano aceptase y confirmase la paz y amistad con los Españoles, que el desde luego los tenia por señores y amigos.

Pasados los tres dias vino el hermano de Ochile acompañado de mucha gente noble, muy lucida: besó las manos del Gobernador, habló con mucha familiaridad á los demas capitanes, ministros y caballeros particulares del exército, preguntando quien era cada uno de ellos: habiase tan desenvueltamente como si se hubiera criado entre ellos: fueron muy acariciados de los Españoles el Cacique y todos sus caballeros, porque el General y sus ministros con mucha atencion y cuidado regalaban á los curacas é Indios, que salian de paz, y á los que eran rebeldes tampoco se les hacia agravio ni daño en sus pueblos y heredades, sino era el que no se podia escusar, tomando lo necesario para comer.

El tercer hermano, que era el mayor en edad, y mas poderoso en estado, no quiso responder al recaudo que su hermano Ochile le envib,

### 274 HISTORIA

antes detuvo los mensageros que no los dexó volver; por lo qual los dos hermanos, con persuasion é instancia que el Gobernador les hizo, enviaron de nuevo otros mensageros con el mismo recaudo, afiadiendo palabras muy honrosas en loor de los Españoles, diciendo que no dexase de recibir la paz y amistad que aquellos Christianos le ofrecian, porque le hacian saber que no era gente con quien se podia presumir de ganar por guerra, que por sus personas eran valentísimos, que se llamaban invencibles, y por su linage, calidad y naturaleza eran hijos del sol y de la luna, sus dioses, y como tales habian venido de allá de donde sale el sol, y que traian unos animales que Ilamaban caballos, tan ligeros, bravos y fuertes, que ni con la huida se podian escapar de ellos, ni con las armas y fuerzas les podian resistir.

275

#### DE LA FLORIDA.

Por lo qual, como hermanos deseosos de su vida y salud, le suplicaban no reusase de aceptar lo que tan bien le estaba, porque hacer otra cosa no era si no buscar mal y daño para sí, para sus vasallos y tierras.

Vitachuco respondió estrañisimamente, con una bravosidad nunca jamas cida ni imaginada en Indio: que cierto, si los fieros tan desatinados que hizo, y las palabras tan soberbias que dixo se pudieran escribir como los mensageros las refirieron, ningunas de los mas bravos caballeros que el Divino Ariosto y el ilustrísimo, y muy enamorado Conde Mateo Maria Boyardo. su antecesor, y otros claros poetas introducen en sus obras, igualaran con las de este Indio; de las quales, por el largo tiempo que ha pasado en medio, se han olvidado muchas, y tambien se ha perdido el orden 276 HISTORIA

que en su proceder traian. Mas diranse con verdad las que se acordaren, que en testimonio cierto y verdadero son suyas las que en el capítulo siguiente se escriben: las quales envió á decir á sus dos hermanos, respondiendo á la embaxada que le hicieron.

# CAPÍTULO XXXVI.

De la soberbia y desatinada respuesta de Vitachuco: van sus bermanos à persuadirle à la paz.

Bien parece que sois mozos, y que os falta juicio y experiencia para decir lo que acerca de esos Españoles decis. Loaislos mucho de hombres virtuosos que a nadie hacen mal ni daño, que son muy valientes é hijos del sol, y que merecen qualquiera servicio que se les haga. La prision en que os habeis metido, y el animo vil y cobarde que en ella

DE LA PLORIDA. habeis cobrado en el breve tiempo que ha que os rendisteis á servir y ser esclavos, os hace hablar como á mugeres, loando lo que debierades vituperar y aborrecer.; No mirais que esos christianos no pueden ser mejores que los pasados, que tantas crueldades hicieron en esta tierra, pues son de una misma nacion y ley?; No advertis sus traiciones y alevosías? Si vosotros fuerades hombres de buen juicio, vierades que su misma vida y obras muestran ser hijos del diablo y no del sol y luna, nuestros dioses, pues andan de tierra en tierra matando, robando y saqueando quanto hallan, tomando mugeres é hijas agenas, sin traer de las suyas; y para poblar y hacer asiento no se contentan de tierra alguna de quantas ven y huellan: porque tienen por deleyte andar vagamundos manteniéndose del trabajo y sudor ageno. Si como de-



## 278 HISTORIA

cís fueran virtuosos, no salieran de sus tierras, que en ellas pudieran usar de su virtud, sembrando, plantando y criando para sustentar la vida, sin perjuicio ageno é infamia propia; pues andan hechos salteadores, adúlteros, homicidas, sin vergüenza de los hombres ni temor de algun dios.

Decidles que no entren en mi tierra, que yo les prometo por valientes que sean si ponen los pies en ella, que no han de salir, porque los he de consumir y acabar todos, y los medios han de morir asados, y los medios cocidos.

Esta fue la primera respuesta de Vitachuco que los mensageros trameron, en pos de la qual envió otros muchos recaudos, que cada dia venian dos y tres Indios tocando siempre una trompeta, y decian nuevas amenazas y otros fieros mayores que los pasados. Vitachuco presumis

DE LA FLORIDA. asombrarlos con diferentes maneras de muertes que habia de dar á los Castellanos, imaginadas en su animo feroz. Unas veces enviaba á decir, que quando fuesen á su provincia habia de hacer que la tierra se abriese y los tragase á todos. Otras veces, que habia de mandar que por do caminasen los Españoles se juntasen los cerros que hubiese, los cogiesen en medio, y los enterrasen vivos. Otras, que pasando los Españoles por un monte de pinos y otros árboles muy altos y gruesos que habia en el camino, mandaria que corriesen tan recios y furiosos vientos que derribasen los árboles. los echasen sobre ellos, y los ahogasen todos. Otras, que habia de mandar pasase por encima de ellos gran multitud de aves con ponzoña en los picos, y la dexasen caer sobre los Españoles, para que con ella se pudriesen y corrompiesen sin remedia

#### Ro HISTORIA

alguno. Otras, que les habia de atosigar las aguas, yerbas, árboles y campos, y aun el ayre; de tal manera, que ni hombre, ni caballo de los christianos pudiese escapar con la vida, porque en ellos escarmentasen los que adelante tuviesen atrevimiento de ir á su tierra contra su voluntad.

Estos desatinos, y otros semejantes envió á decir Vitachuco á sus
hermanos, y á los Españoles juntamente, con los quales mostraba la ferocidad de su animo; y aunque por
entonces los Castellanos rieron y burlaron de sus palabras, por parecerles
disparates y boberias, como lo eran,
después, por lo que este Indio hizo,
como verémos adelante, entendieron que no habian sido palabras sino ardentísimos deseos de un corazon tan bravo y soberbio como el
suyo, y que no habian nacido de
hoberia ni de simpleza, sino de so-

282:

## DE LA FLORIDA.

bra de temeridad y ferocidad.

Con estos recaudos y otros tales. que cada dia enviaba de nuevo á los Españoles, los entretuvo este curaca ocho dias, que ellos tardaron en caminar por los estados de los dos hermanos, los quales con todas sus fuerzas y buen animo servian y regalaban á los Castellanos, dándoles á entender que deseaban agradarles: por otra parte con toda instancia y solicitud trabajaban por atraer al hermano mayor á la obediencia y servicio del General; y viendo que los mensages y persuasiones que le enviaban à decir aprovechaban poco ó nada, acordaron ser ellos mismos los mensageros; y dando cuenta de esta determinacion: al Gobernador, le pidieron licencia para la poner por obra, el qual la dió con muchas dadivas y ofrecimientos de amistad que llevasen a: Vitachuco.

## 282 HISTORIA

Con la presencia de los hermanos, con lo mucho que ellos de parte del Gobernador y suya le dixeron, y con saber que los Españoles estaban ya dentro de su tierra, y que podrian si quisiesen hacerle dano, le pareció à Vitachuco deponer el mal ánimo y odio que á los Castellanos tenia, guardándolo para mejor tiempo y ocasion, la qual pensaba hallar en él descuido y confianza que los Españoles tuviesen en su fingida amistad, y que entonces debaxo de ella, con mas facilidad y menos peligro que en guerra descubierta, podria matarlos todos. Con este mal proposito trocó las palabras que hasta entonces habia dicho tan ásperas, en otras de mucha suavidad y blandura, diciendo á sus hermanos, que no habia entendido que los Castellanos eran gente de tan buenas partes y condicion como le decian, que ahora que estaba cer-



tificado de ellos, holgaria mucho tener paz y amistad con ellos: mas que primero queria saber qué dias habian de estar en su tierra, qué cantidad de bastimento les habia de dar quando se fuesen, y qué otras cosas habian menester para su camino.

Con este recaudo hicieron los dos hermanos un mensagero al Gobernador, el qual respondió, que no estarian mas disande los que Vitachuco quisiese tenerlos en su tierra, ni querian mas bastimentos de los que por bien tuviese de darles, ni habian menester otra cosa mas de su amistad, que con ella tendrian todo lo necesario.

# CAPITULO XXXVII.

Vitachuco sale de pax: arma traicion à los Españoles: la comunica à los interpretes.

Con la afable respuesta que el Gobernador envió, mostró Vitachucohaber recibido contento, y para mas disimular su mala intencion, daba a' entender, y públicamente decia, que de dia en dia le crecia el aficion y deseo de ver los Españoles para servirlos, como ellos mismos verian. Mandó á los suyos, los que eran nobles, que se apercibiesen para salir á recibir al Gobernador, y que en el pueblo hubiese mucho recaudo de agua, leña y comida para la gente, y yerba para los caballos; y que de los otros pueblos de su estado traxesen mucho bastimento, y lo recogiesen todo en aquel donde estaban, porque no hubiese falta de cosa al-



guna para el servicio y regalo de los Castellanos.

Juan Coles dice en su relacion, que afirmaban los Indios tener esta provincia de los tres hermanos doscientas leguas de largo.

Proveidas estas cosas salió Vitachuco de su pueblo, acompañado de sus dos hermanos, y de quinientos caballeros Indios, gentiles hombres, hermosamente aderezados, conplumages de diversas colores, sus arcos en las manos, y las flechas de las mas pulidas y galanas que ellos hacen para su mayor ornamento y gala; y habiendo caminado dos leguas, halló al Gobernador alojado con su exército en un hermoso valle: Hasta allí habia caminado el General á jornadas muy cortas, porque supo que gustaria Vitachuco de salir al camino á besarle las manos; y así se las besó con ostentacion de toda paz y amistad suplicó al Go-

## 286 . HISTORIA

bernador le perdonase las palabras desordenadas que con mala relacion había hablado de los Castellanos, mas que ahora que estaba desengañado, mostraria por las obras quanto deseaba servir á su Señoria y á todos los suyos, y por ellas satisfaria lo que con las palabras les hubiese ofendido, y para lo hacer con mejor titulo dixo, que por sí y en nombre de todos sus vasallos daba á su Señoria la obediencia, y se reconocia por Señor.

El Gobernador le recibió y abrazó con mucha fidelidad, y le dixo,
que no se acordaba de las pelabras
pasadas, porque ne las había oído
para tenerlas en la memoria, que de
la amistad presente holgaba mucho,
y holgaria asimismo saber su voluntad para darle contento sin salir
de su gusto.

El Maese de Campo, los demas espitanes de guerra, los ministros

de la hacienda de S. M., y en comun todos los Españoles hablaron á Vitachuco con muestras de alegria de su buena venida, el qual seria de edad de treinta y cinco años, de muy buena estatura de cuerpo, como geaeralmente lo son todos los Indios de la Florida: mostraba bien en su aspecto la bravosidad de su ánimo.

El dia siguiente entraron los Castellanos en forma de guerra en el pueblo principal de Vitachuco, llamado del mismo nombre, que era de doscientas casas grandes y fuertes, sin otras muchas pequeñas que en contorno de ellas como arrabales habia. En las unas y en las otras se aposentaron los christianos: el Gobernador, la gente de su guarda y servicio, y los tres hermanos curacas se alojaron en la casa de Vitachuco, que segun era grande hubo para todos.

Dos dias estuvieron juntos con

mucha fiesta y regocijo los tres Caciques, y los Españoles: al dia tercero los dos hermanos curacas pidieron licencia al Gobernador y á Vitachuco para volver á sus tierras, la qual habida, con dadivas que el General les dió, se fueron en paz, muy contentos del buen tratamiento que los Españoles les habian hecho.

Otros quatro dias anduvo Vitachuco despues que sus hermanos se fueron, haciendo grandes: ostentaciones en el servicio de los christianos, por descuidarlos para con mas seguridad hacer lo que contra ellos deseaba, y tenia imaginado: porque su fin é intento era matarlos á todos, sin que escapase alguno: y este deseo era en él tan ardiente y apasionado, que le tenia ciego para que no mirase y considerase los medios que tomaba para el efecto, ni los consultase con sus capitanes y erizdos, ni procurase otro consejo

DE LA FLORIDA. alguno de parientes ó amigos que desapasionadamente le dixesen lo que le convenia; sino que le parecia que antes le habian de estorvar su buen hecho que ayudar en él, y que bastaba desearlo él y trazarlo por sí solo para que todo le sucediese bien; y el consejo que pidió y tomó fue de quien se lo dió conforme á su gusto y deseo, sin mirar los inconvenientes, y sin juicio ni prudencia; y huyó de los que podian darselo acertadamente: condicion es de gente confiada de sí misma, á quien sus propios hechos dan el castigo de su imprudencia, como hicieron á este Cacique, pobre de entendimiento, y falto de razon.

No pudiendo Vitachuco sufrir mas los estimulos y fuegos de la pasion, y deseo que tenia de matar los Castellanos, al quinto dia de como se habian ido sus hermanos, llamó en secreto quatro Ladies que el Gober-

DO HISTORIA

nador llevaba por lenguas, que como las provincias tenian diferentes lenguages, era menester casi de cada una un intérprete, que de mano en mano fuese declarando lo que el primero decia. Dióles cuenta de sus buenos propositos: dixoles, que tenia determinado matar los Españoles, los quales con la mucha confianza que en su amistad tenian, segun le parecia, andaban ya muy descuidados, y se fiaban de él y de sus vasallos; de los quales dixo tenia apercibidos mas de diez mil hombres de guerra escogidos, y les habia dado órden, que teniendo las armas escondidas en un monte que estaba cerca de alli, saliesen y entrasen en el pueblo con agua, leña, yerba y las demas cosas necesarias para el servicio de los christianos; para que ellos viéndolos sin armas, y tan serviciales, se descuidasen y se fiasen del todo: y que pasados otros

DE LA FLORIDA. dos ó tres dias, convidaria al Gobernador á que saliese al campo á ver sus vasallos, que se los queria mostrar puestos en forma de guerra, para que viese el poder que tenia, y el número de soldados con que en las conquistas que adelante hiciese le podria servir. A estas razones añadió otras, y dixo. El Gobernador, pues somos amigos, saldrá descuidado, y yo mandare que vayan cerca de él una docena de Indios fuertes y animosos, que llegando cerca de mi esquadron le arrebaten en peso como quiera que salga, á pie ó á caballo, y den con él en medio de los Indios, los quales arremeterán entonces con los demas Españoles. que estarán desapercibidos, y con la repentina prision de su Capitan turbados, y así con mucha facilidad los prenderán y matarán. En 180 que prendiesen, pienso executar todas las maneras de muertes que les he en-

202 HISTORIA viado á decir por amenaza. vean que no fueron locuras rates, como las juzgaron y por tales, sino verdaderas zas. Dixo que á unos pens vivos, á otros cocer vivos, enterrar vivos con las cabeza ra, y que otros habian de s gados con tosigo manso, 1 se viesen podridos y corn Otros habian de ser colgado . pies de los arboles mas altos biese, para que fuesen manj aves: de manera que no l quedar género de cruel mu . no se executase en ellos: qu ; cargaba le dixesen su parec guardasen el secreto, que metia acabada la jornada si o quedar en su tierra, darles oficios honrosos, mugeres phermosas, y las demas pre icias, honras y libertades mas nobles de su estado go DE LA FLORIDA.

209

si quisiesen volverse á sus tierras, Tos enviaria bien acompañados y asegurados los caminos por do pasasen, hasta ponerlos en sus casas. Mirasen. que aquellos christianos los llevaban; por fuerza hechos esclavos, y que los llevarian tan lejos de su patria, que aunque despues les diesen libertad no podrian volver & ella. Atendiesen demas del daño particular de ellos, al general universal de todo aquel gran reyno, que los Castellanos no iban á les hacer bien alguno. sino á quitarles su antigua libertad, hacerlos sus vasallos y tributarios, y á tomarles sus mugeres é hijas. las mas hermosas, y lo mejor de sus tierras y haciendas, imponiendoles cada dia nuevos pechos y tributos. Todo lo qual no era de sufrir, sino de remediar en tiempo, antes que tomasen asiento, y se arraiga-

sen entre ellos. Que les rogaba y en-, cargaba, pues el hecho era bien co-

## 94 HISTORIA

mun, le ayudasen con industria y consejo, y ayudasen su pretension por justa, su determinacion por animosa, y la traza y órden por acertada.

Los quatro Indios intérpretes le respondieron, que la empresa y hazafia era digna de su ánimo y valerosidad, y que todo lo que tenia ordenado les parecia bien, y que conforme á tan buena traza no podia dexar de salir el efecto como lo esperaban: que todo el reyno le quedaba en gran cargo y obligacion por haber amparado y defendido la vida, hacienda, honra y libertad de todos sus moradores, y que ellos harian lo que les mandaba, guardarian el secreto, suplicarian al sol y á la luna encaminasen y favoreciesen aquel hecho como él lo tenia trazado y ordenado, que ellos no podian servirle mas de con el ánimo y volunted, que si como tenian los

295

deseos tuvieran las fuerzas, no tuviera su Señoria necesidad de mas criados que ellos para acabar aquella hazaña tan grande y famosa.

## CAPITULO XXXVIII.

Vitachuco manda á sus Capitanes concluyan la traicion: pide al Gobernador salga á ver su gente.

Con gran contento interior se apartaron de su consulta el soberbio Vitachuco y los quatro Indios intérpretes. Estos, esperando verse presto libres, en grandes cargos y oficios, y con mugeres nobles y hermosas, y aquel imaginándose ya victorioso de la hazaña que tenia mal pensada, y peor trazada: ya le parecia verse adorar de las naciones comarcanas, y de todo aquel gran reyno, por los haber libertado y conservado sus vidas y haciendas: imaginaba ya oir los loores banzas que los Indios por hec famoso con grandes aclamacic habian de dar. Fantaseaba lo tares que las mugeres y niños corros, baylando delante de bian de cantar, compuestos o y memoria de sus proezas muy usada entre aquellos In

Ensoberbecido Vitachuc y mas de hora en hora con imaginaciones y otras seme que los imprudentes y locos i mayor mal y perdicion suele cebir, llamó á sus capitanes, doles cuenta de sus vanos pens tos y locuras, no para que la tradixesen, ni para que le ace sen lo que le convenia, sin que llanamente le obedecie cumpliesen su voluntad, les dia se diesen priesa á poner en cion lo que para matar á ac christianos tantos dias antes.

nia mandado, y no le dilatasen la honra y gloria que por aquel hecho, mediante el esfuerzo y valentia de ellos, tenia alcanzada, de la qual gloria les dixo que ya el gozaba en su imaginacion: por tanto les encargaba le sacasen de aquellos cuidados que le daban pena, y le cumpliesen las esperanzas que por tan ciertas tenia.

Los capitanes respondieron, que estaban prestos y apercibides para le obedecer y servir como á Señor que ellos tanto amaban, y dixeron que tenian aprestados los Indios de guerra para el dia que los quisiese veri juntos, que no aguardaban mas de que les señalase la hora para cumplir lo que tenia ordenado. Con esta respuesta quedó Vitachuco muy contento, y despidió á los Capitanes diciendoles, avisaria con tiempo para lo que hubiesen de hacer.

Los quatro Indios interpretes,

298 HISTORIA volviendo á considerar con juicio lo que el Cacique les dicho y comunicado, les par empresa dificultosa, y la v imposible, así por la fortaleza Rspañoles que se mostraban cibles, como porque nunca le tian tan mal apercibidos y dados que pudiesen tomarlos cion, ni eran tan simples que xasen llevar y traer como Vi co lo tenia pensado y ordenac lo qual, venciendo el temor y cercano á la esperanza du alejada, porque les parecia qu bien ellos habian de morir. participantes de la traicion, Castellanos la sabian antes qu la revelasen, acordaron mud sejo, y quebrantando la pron secreto que habian de guarda ren coenta à Juan Ortiz de cion ordenada, para que él c ga relacion de todo lo que V

DE LA FLORIDA. 299 co les habia comunicado se la diese al Gobernador.

Sabida por el Adelantado la maldad y alevosia del curaca, y habiéndola consultado con sus Capitanes, les pareció disimular con el Indio, dándole á entender que ignoraban el hecho; v así mandaron á los demas Españoles, que andando recatados y sobre aviso mostrasen descuido en sí, porque los Indios no se escandalizasen. Parecióles asimismo: que el mejor y mas justificado camino para prender á Vitachuco, era el mismo que él habia imaginado para prender al Gobernador, porque cayese en sus propias redes. Para el qual efecto mandaron apercibir una docena de soldados de grandes fuerzas que fuesen con el General, para que prendiesen al Cacique el dia que él convidase al Gobernador que saliese á ver au exército. Con estas cosas apercibidas en secreto estuvieron

los Castellanos á la mira de lo que Vitachuco hacia de sí.

El qual, venido el dia por él tan deseado, habiendo apercibide todo lo que para salir con su mala intencion le pareció ser bastante y necesario, liegó luego por la mafiana al Gobernador, y con mucha humildad y veneracion le dixo: suplicaba á su Sefioria tuviese por bien hacer una gran merced y favor á él y á todos sus vasallos de salir al campo, donde le esperaban para que los viese puestos en esquadron en forma de batalla, para que favorecidos con su vista y presencia, todos quedasen obligados á servirle con mayor ánimo y prontitud en las ocasiones que adelante en servicio de su Sefioria se ofreciesen, y que gustaria que los viese de aquella manera en forma de guerra, para que conociese la gente, y viese el número con que podria servirle, y tambien pa-

301

ra que viese si los Indios de aquella: tierra sabian hacer un esquadron como las otras naciones, de quien habia oido contar que eran diestros en el arte militar.

El Gobernador con semblante de ignorancia y descuido respondió, holgaria mucho verlos como lo decia, y que para mas hermosear el campo, y para que los Indios tuviesen asimismo que ver, mandaria saliesen los Españoles caballeros é infantes puestos en sus esquadrones, para que unos con otros como amigos escaramuzasen y se holgasen, exercitándose en las burlas para las. veras.

El curaca no quisiera tanta solemnidad y aparato, mas con la obstinacion y ceguera que en su ánimo tenia de que habia de salir con aquel hecho, no reusó el partido, pareciéndole que el esfuerzo y valentia propia, y la de sus vasallos, 302 MISTORIA
bastaria á vencer y desbaratar los
Castellanos, por mas apercibidos que
fuesen.

## CAPITULO XXXIX.

Prenden à Vitachuco: rompimiento de batalla que huho entre Indios y Españoles.

Habiéndose pues ordenado la gente de una parte y otra como se ha dicho, salieron los Españoles hermosamente aderezados, armados y puestos á punto de guerra en sus esquadrones, divididos los caballeros de los infantes. El Gobernador, por mas fingir que no sabia la traicion de los Indios, quiso salir á pie con el curaca.

Cerca del pueblo habia un gran llano. Tenia a un lado un monte alto y espeso que ocupaba mucha tierra, al otro dos lagunas. La primera

303

DE LA FLORIDA. era pequeña, que bojaba una legua. en contorno, limpia de monte y cieno, empero tan honda que á tres ó quatro pasos de la orilla no se hallaba pie. La segunda, que estaba mas apartada del pueblo, era muy grande: tenia de ancho mas de media legua, y de largo parecia un gran rio, que no sabian donde iba á parar. Entre el monte y estas dos lagunas pusieron su esquadron los' Indios, quedándoles á mano derecha las lagunas, y á la izquierda el monte. Serian casi diez mil hombres de guerra, gente escogida, valientes y bien dispuestos: sobre las cabezas tenian unos grandes plumages, que son el mayor ornamento de ellos, aderezados y compuestos de manera que suben media braza en alto: con ellos parecen los Indios mas altos de lo que son.

Tenian sus arcos y flechas en el suele cubiertas con yerba, para dar a entender que como amigos ban sin armas. El esquadron to formado en toda perfeccion mi no quadrado, sino prolongado hileras derechas y algo abierta dos cuernos á los lados de sol lientes, puestos en tan buena que cierto era cosa hermosa á 1 ta. Esperaban los Indios á Vita co, su Señor, y á Hernando de to que saliesen á los ver. Los c salieron á pie, acompañados de doce de los suyos, ambos co mismo ánimo y deseo el uno c el otro. A mano derecha del G nador iban los esquadrones d Españoles: el de la infanteria mado al monte, y la caballeri: medio del llano.

Llegados el Gobernador y e cique al puesto donde Vitachuc bia dicho daria la seña para qual la dico prendiesen al General, e neral la dico primero, porque su

DE LA TLORIDA.

trario, que llevaba el mismo juego. no le ganase por la mano, que por ella se habia de ganar este envite que entre los dos iba hecho. Hizo disparar un arcabuz, que era seña para los suyos. Alonso de Carmona dice que la seña fue toque de trompeta: pudo ser lo uno y lo otro.

Los doce Españoles que iban cerca de Vitachuco le echaron mano, y aunque los Indios que entre ellos iban quisieron defenderle, y se pusieron á ello, no pudieron librarlo de prision.

Hernando de Soto, que secretamente iba armado, 'y llevaba cer-: ca de sí dos caballos de rienda, subiendo en uno de ellos, que era rucio rodado, y le llamaban Aceytuno, porque Mateo de Aceytuno, (de quien atrás diximos habia ido á reedificar la Habana, el qual se quedó en ella por Alcayde de una fortaleza que habia de fundar, que es

## 306 HISTORIA

la que hoy tiene aquella ciudad y puerto, que la fundó este caballero, aunque no en la grandeza y magestad que ahora tiene) se lo habia dado, v era un bravisimo y hermosisimo animal, digno de haber tenido tales dueños, subiendo pues el Gobernador en él, arremetió al esquadron de los Indios, y por él entró primero que otro alguno de los Castellanos, así porque iba mas cerca del esquadron, como porque este valiente Capitan en todas las batallas y recuentros que de dia ó de noche en esta conquista y en la del Perú se le ofrecieron, presumia siempre ser de los primeros, que de quatro lanzas, las mejores que á las Indias occidentales hayan pasado, ó pasen, fue la suya una de ellas; y aunque muchas veces sus Capitanes se le quejaban de que ponia su persona á demasiado riesgo y peligro, porque en la conservacion de su vida y salud.

### DE LA FLORIDA.

307 como de cabeza, estaba la de todo su exército, y aunque él viese que tenian razon, no podia refrenar su ánimo belicoso, ni gustaba de las victorias, sino era el primero en ganarlas. No deben ser los caudillos tanarriscados.

Los Indios, que á este punto tenian va sus armas en las manos, recibieron al Gobernador con el mismo. ánimo y gallardia que él llevaba, y no le dexaron romper muchas filasdel esquadron, porque á las primeras que llegó, de muchas flechas que le tiraron le acertaron con ocho, y todas dieron en el caballo, que, como verémos en el discurso de la historia, siempre estos Indios procuraban matar primero los caballos que los caballeros, por la ventaja que con ellos les hacian. Las quatro le clavaron por los pechos, y las otras quatro por los codillos, dos por cada lado, con tanta destreza y fero-



go8

mistoria
cidad, que sin que menease
mano, como si con una pieza
tilleria le dieran en la frente,

ribaron muerto.

Los Españoles, ovendo del arcabuz, arremetieron al dron de los Indios, siguiend Capitan General. Los cabalk tan cerca de él que pudieron rerle antes que los enemigos ciesen algun otro mal. Un pag llamado Fulano Viota, natu Zamora, é hijodalgo, apeánde caballo se lo dió, y ayudó : en él. El Gobernador arreme nuevo á los Indios, los qua pudiendo resistir al impetu de cientos caballos juntos, por tenian picas, volvieron las es sin hacer mucha prueba de su zas y valentia, bien contra l: nion que poco antes su Caci ellos de sí tenian, que les p imposible que tan pocos Esp venciesen á tantos y tan valientes Indios como ellos presumian ser.

Rompido el esquadron, huyeron los Indios à las guaridas que mas cerca hallaron. Una gran vanda de ellos entró en el monte, donde salvaron sus vidas: otros muchos se arrojaron en la laguna grande, donde escaparon de la muerte: otros, que eran de retaguarda, y tenian lejos las guaridas, fueron huyendo por el llano adelante, donde alanceados murieron mas de trescientos, y fueron presos algunos, aunque pocos.

Los de la avanguardia, que eran los mejores, y como tales en las batallas suelen pagar siempre por todos, fueron mas desdichados, porque recibieron el primer encuentro, y el mayor impetu de los caballos; y no pudiendo acogerse al monte ni à la laguna grande, que eran las mejores giaridas, se arrojaron en la pequeña mas de novecientos de ellos.

#### CAPITULO XL.

Espacioso rendirse de los Indios vencidos: constancia de siete de ellos.

Por mucho que los Castellanos afligieron los Indios que estaban en la laguna, no pudieron hacer tanto que ellos no mostrasen el ánimo y esfuerzo que tenian: que aunque reconocian el trabajo y peligro en que estaban, sin esperanza de ser socorridos, elegian por menos mal la muerte que mostrar flaqueza en aquella adversidad.

Con esta pertinacia se estuvieron hasta las doce de la noche, que
no hubo alguno de ellos que quisiese rendirse, y habian pasado catorce horas de tiempo que estaban en
el agua. De allí adelante, por las
muchas persuasiones de Juan Ortis,
de los quatro Indios intérpretes que

#### DE LA PLORIDA.

con él estaban, y por las promesas y juramentos que les hacian asegurándoles las vidas, empezaron á salir. los mas flacos, á darse de uno en uno, y de dos en dos tan remisamente, que quando amaneció no habia cincuenta Indios rendidos. Por la persuasion de estos, viendo los que quedaban en el agua que no los habian muerto, ni hecho otro mal, antes como ellos decian, los trataban bien, se dieron en mayor número. aunque con tanta dilacion y tan perfuerza, que muchos de cerca de la orilla se volvian á lo fondo de la laguna, mas el amor de la vida volvia á sacarlos de ella.

De esta manera anduvieron recelando la salida, y el rendirse hasta las diez del dia: entonces se dieron juntos los que habian quedado. que serian como doscientos hombres, habiendo pasado veinte y quatro horas de tiempo que habian andade na-TOMO I.

dando en el agua. Era gran lastima verlos salir medio ahogados, hinchados de la mucha agua que habian bebido, traspasados del trabajo, hambre, cansancio y falta de sueño que habian padecido.

Solos siete Indios quedaron en la laguna, tan pertinaces y obstinados, que ni los ruegos de las lenguas intérpretes, ni las promesas del Gobernador, ni el exemplo de los que se habian rendido fueron parte para que ellos hiciesen lo mismo: antes parecia que mostraban haber cobrado el ánimo que los demas habian perdido, y querian morir y no ser vencidos. Así esforzándose como mejor pudieron, respondieron á lo que les decian, que mi querian sus promesas, ni temian sus amenazas, ni la muerte.

Con esta constancia y fortaleza estuvieron hasta las tres de la tarde, y estuvieran hasta acabar la vi-

da, sino que á aquella hora, pareciéndole al Gobernador inhumanidad dexár perecer hombres de tanta magnanimidad y virtud , que aun en los enemigos nos enamora a mandó á doce Españoles, grandes nadaderes, que llevando las espadas en las bocas, á imitacion de Julio Cesar. en Alexandria de Egipto, y de los pocos Españoles que haciendo otro tanto en el rio Albis vencieron al Duque de Saxonia, y á toda su liga; entrasen en la laguna y sacasen los siete valerosos Indios que en ella estaban. Los nadadores entraron en el agua, y asiendolos, qual por pierna, brazo ó cabellos, los sacaron acrastrando hasta echarlos en tierra, mas ahogados que vivos, que case no sentian de si. Quedaron tendidos en el arena tales, quales: se puede imaginar estarian hombees que habia casi treinta horas que sia haber puesto los pies en tierre par lo que pare316 HISTORIA

ció, ni haber recibido otro algun alivio, habian andado contrastando con
el agua: hazaña por cierto increible,
y que yo no osara escribirla si la
autoridad de tantos caballeros y
hombres grandes que en Indias y en
España, hablando de ella y de otras
que en este descubrimiento vieron,
no me la certificaran, sin la autoridad y verdad de el que me dió la relacion de esta historia, que en toda
cosa es digno de fe.

F porque nombramos al rio Albis, será razon no pasar adelante, sin referir un dicho muy católico que el Maese de Campo Alonso Vivas, hermano del buen doctor Luis Vivas, á cuyo cargo quedó la guarda de la persona del Duque de Saxonia, dixo despues de aquella rota: y fue, que hablandose un dia delante de aquel grosisimo y fiero Saxon de muehos milagros que las imágenes de auestra Señora en diversas partes

### DE LA FLORIDA.

del mundo habian hecho, el Duque, como hombre atosigado de las heregias de Martin Lutero, dixo estas palabras : En una villa de las mias habia una imagen de Maria, y decian que hacia milagros: yo la hice echar en el rio Albis, mas no hizo milagro alguno. El Maese de Campo, lastimado de tan malas palabras, salió con gran presteza y dizo: ¡qué mas milagro quereis Duque, que haberos perdido vos en ese mismo rio de la manera que os perdisteis, tan en contra de vuestras esperanzas, y las'de toda vuestra liga? El Duque baxó el rostro hasta hincar la barba en el pecho, y no la alzó mas en todo aquel dia, ni salió de su aposento en otros tres de corrido y avergoozado de que el católico Español hubiese convencido su infidelidad y su heregia, probando haber hecho aquella imagen de nuestra Señora milagro en su misma per-

sona; y haberlo el experimentado en su propio daño. Este cuento y otros muchos de aquellos tiempos, y de otros mas atrás y mas adelante, me contó Don Alonso de Vargas, mi tio, que se hallo presente á el, y sirvió en toda aquella jornada de Alemania con oficio de Sargento mawor, con un tercio de Españoles, Ilamándose Francisco de Plasencia, y después fue capitan de caballos. Los Españoles, movidos de lástima y compasion del trabajo que los siete Indios pasaron en el agua. y admirados de la fortaleza y constancia de ánimo que mostraron, los llevaron á su alojamiento, y los hicieron todos los beneficios posibles para revocarlos á esta vida: con los quales, y con su buen ánimo, volvieron en si en toda la noche siguiente, que segun escaparon los tristes fue menester todo este tiempo. " Venida la mañana, el Goberna-

#### DE LA PLORIDA.

319

dor mandó liamarlos, v con muestra de enojo, mandó preguntarles la causa de su pertinacia y rebeldia, que viéndose quales estaban, y sin esperanza de socorro, no quisiesen rendirse como lo habian hecho los demas sus compañeros. Los quatro de ellos eran hombres de á treinta y cinco años, poco mas ó menos, y respondieron hablando á veces, ya el uno ya el otro, y tomando este la razon, donde aquel, por turbarse y no acertar á salir con ella, la dexaba: otras veces ayudaba uno de los que callaban con la palabra, que el que iba hablando no acertaba á decir, que es estilo de los Indios ayudarse unos á otros en los razonamientos que tienen con personas graves, ante quien temen turbarse.

Guardando pues su estilo estos quatro Indios, respondieron al Gobernador muchas y largas razones, por las quales en suma se entendió

que habian dicho lo siguiente: Que bien habian visto el peligro en que estaban de perder sus vidas, y la desconfianza que tenian de ser socorridos, mas que con todo eso les habia parecido, y lo tenian por cosa muy cierta, que en ninguna manera cumplian en rendirse con la obligacion de los oficios y cargos militares que exercitaban, porque habiendo sido elegidos en la prosperidad por su Principe y Señor, honrados y aventajados con nombres é insignias de capitanes, porque los tuvo por hombres de fortaleza, ánimo y constancia, era justo que en la adversidad satisfacieran á la obligacion de los oficios, mostraran no haber sido indignos de ellos, y dieran á entender á su curaca y señor no haberse engañado en la eleccion que de ellos habia hecho.

Querian asimismo, demas de haber cumplido con las obligaciones mi-

#### DE LA FLORIDA.

litares, y con lo que a su señor de-i
bian, dexar exemplo a sus hijos, sucesores, y a todos los soldados y
hombres de guerra, como se hubiesen de haber en casos semejantes,
principalmente a los puestos y consetituidos por capitanes y superiores:
de otros, cuyos hechos de ánimo y
fortaleza, ó de flaqueza y cobardia,
eran mas notados, para los honrar ó
vituperar, que los de la gente plebeya, soez y haxa, que no tenian
honra, ni cargo con quien cumplir.

Por todo lo qual, con haber pasado lo que su señoria habia visto, en haber quedado con las vidas, no quedaban satisfechos que hubiesen hecho el deber, ni cumplido con las obligaciones de capitan y caudillo, por tanto fuera para ellos mayor merced y honra haberlos dexado: morir en la laguna que no haberles dado la vida; y así no dexando de reconocer el beneficio que les habia;

7

hecho, suplicaban a su Señoria mandase quitarsela, porque con grandisima verguenza y afrenta vivirian en el mundo, y jamas osarian parecer ante su Señor Vitachuco, que tante los habia honrado y estimado, sino morian por el.

## CAPITULO XLL

De lo que pasó al Gobernador con los tres Indios, Señores de vasallos, y con el curaca Vitachuco.

Habiendo respondido los quatro Indios capitanes lo que en el capitulo pasado se ha dicho, el Gobernador, no sin admiracion de haber oldo sus razones, volvió los ojos á los otros tres que estaban callando, que eran mozos de poca edad, que ninguno de ellos pasaba de los diez y ocho ando y y eran hijos de señores de

32**3** 

vasallos de la comarca y vecindad de Vitachuco, sucesores de los estados de sus padres, y por oir lo que dirian les dixo: Que por que ellos no siendo capitanes, ni teniendo la obligacion que aquellos quatro, habian permanecido en la misma obstinacion y pertinacia. Los mozos, con un ánimo ageno de prisioneros, y con semblante grave, como si estuvieran libres, ayudándose uno á otro en sus razones, respondieron en su lenguage las palabras siguientes, que interpretadas en la castellana dicen así.

El principal intento que nos sacó de las casas de nuestros padres, cuyos hijos primogenitos somos, y herederos que habiamos de ser de sus estados y señoríos, no fue derechamente el deseo de tu muerte, ni la destruición de tus capitanes y exército, annque no se podía conseguir nuestra intención sin daño tuyo y de todos ellos. Tampoco nos movió el interés que en la guerra se suele dar á los que en ella militan, ni la ganancia de los sacos que en ella suele haber de los pueblos y exércitos vencidos: ni salimos por servir á nuestros principes, para que agradados y obligados con nuestros servicios, adelante nos hiciesen mercedes, conforme á nuestros méritos. Todo esto faltó en nosotros, que nada de ello habiamos menester.

Salimos de nuestras casas con deseo de hallarnos en la batalla pasada, solo por codicia y ambicion de honra y fama, por ser, como nuestros padres y maestros nos han enseñado, la que en las guerras se alcanza de mayor valor y estima que etra alguna de este mundo. Con esta nos convidaron, é incitaron nuestros vecinos y comarcanos, y por ella nos pusimos al trabajo y peligro

and the second

on que ayer nos viste; del qual por tu clemencia y piedad nos sacaste, y por ella misma somos hoy tus esclavos.

Pues como la ventura nos quitase la victoria, en la qual pensabamos alcanzar la gloria que pretendiamos, y la diese á tí, como á quien la merecia mejor, y á nosotros al contrario nos sujetase a las desventuras y trabajos que los vencidos suelen padecer, pareciónos que en estas mismas adversidades la podiamos ganar, sufriéndolas con el propio ánimo y esfuerzo que traiamos para las prosperidades, porque como nuestros mayores nos han dicho, no merece menos el vencido constante que pospone la vida por la honra de conservar la libertad de la patria y la suya, que el vencedor victorioso que usa bien de la victoria.

De todas estas cosas, y otras

. (

muchas, veniamos doctrinac nuestros padres y parientes: qual, aunque no traiamos car oficios de guerra, nos parec no era nuestra obligacion mer la de estos quatro capitanes mayor y mas obligatoria, p bernos elegido la suerte para preeminencia y estado, pues mos de ser señores de vasa los quales queriamos dar á er que pretendiamos suceder entados de nuestros padres, y a sores, por los mismos pasos qu subieron á ser señores, que por los de la fortaleza, consta Otras virtudes que tuvieron, quales sustentaron sus estado: fiorios: queriamos asimismo co tra propia muerte consolar á tros padres y parientes, mi por hacer el deber, mostrar sus deudos é hijos.

: Estas fueron las causas,

cible capitan, de habernos hallado en esta empresa, y tambien lo han sido de la rebeldia y pertinacia que dicas que hames tenido, si así co

DE LA PLORIDA.

dices que hemos tenido, si así se puede llamar el deseo de la honra y fama, y el cumplimiento de nuestra obligacion y deuda natural. La qual, conforme a la mayor calidad y estado, es mayor en los principes, señores y caballeros, que en la gente comun.

Si basta esto para nuestro descargo, perdonanos, hijo del sol, que nuestra obstinacion no fue por desacatarte, sino por lo que has oido: y sino merecemos perdon, ves aquí nuestras gargantas, hagase de nuestras vidas lo que mas te agradare pique tuyos somos, y al vencedor nada le es prohibido.

Muchos de los Españoles circunstantes, oyendo las últimas palabras, viendo mozos tan nobles y de tan poca edad puestos en tal afiiccion, y que acertasen á hablar de aquella suerte, no pudieron abstenerse de mostrar compasion y ternura hasta descubrirla por los ojos; y el Gobernador, que asimismo era de ánimo piadoso, tambien se enterneció, y levantándose á ellos, como si fueran propios hijos, los abrasó á todos tres juntos, y despues á cada uno de por si, y entre otras palabras de mucho amor les dixo: que en la fortaleza que en la guerra habian tenido, y en la discrecion que fuera de ella habian mostrado, daban á entender muy claramente ser. quien eran, y que los tales hombres merecian ser señores de grandes es-. tados, que se holgaba mucho de haberlos conocido y librado de la muerte, y holgaria asimismo ponerlos presto en libertad, que se alegrasen y perdiesen la pena que por su adversidad podian tener.

- Dos dias los tuvo el Gobernados

#### DE LA FLORIDA.

230 consigo despues de esta plática, haciéndoles todo regalo y caricia, sentándolos á comer á su mesa, por atraer á sus padres á su amistad y devocion, la qual honra los mozos estimaron en mucho. Pasados los dos dias, con dádivas de kienzos, paños, sedas, espejos y otras cosas de España que les dió para sus padres y madres, los envió á sus casas, acompañados de algunos Indios que entre los que habia preso se hallaron suyos, y les mandó dixesen á sus padres, quan buen amigo les habia sido, y que tambien lo seria de ellos si quisiesen su amistad.

Los mozos, habiendo rendido las gracias al Gobernador, por haberles dado la vida, y por las mercedes que de presente les hacia, se fueron muy contentos á sus tierras, llevando bien que contar á ellas. A los quatro capitanes mandó el Gobernador retener en prision, para repre-

henderlos juntamente con su Cacique, y así otro dia, despues de la partida de los mozos, mandó llamar á todos cinco, y con graves palabras les dixo, quan mal hecho habia sido, que debaxo de paz y amistad hubiesen tratado de matar los Castellanos, sin haberles hecho agravio alguno, por lo qual eran dignos de muerte exemplar, que sonára por todo el mundo: mas que por mostrar á los naturales de todo aquel gran reyno que no queria vengarse de sus injurias, sino tener paz y amistad con todos, les perdonaba el delito pasado, con que en lo por venir fuesen buenos amigos; y que pues él de su parte mostraba que lo era, les rogaba y encargaba, que sin acordarse de lo pasado tratasen de conservar sus vidas y haciendas, y no pretendiesen hacer otra cosa; porque si la intentasen, no les sucederia mejor que en lo pasado; y á

parte dixo al curaca otras muchas cosas con palabras muy amorosas, por mitigarle el odio y rencor que á los christianos tenia, y mandó que volviese á comer á su mesa, que hasta entonces por castigo lo habia alejado y mandado que comiese en otra parte.

Mas en Vitachuco, obstinado y ciego en su pasion, no solamente no hicieron buen efecto las razones, caricias, regalos y otras muchas cosas, que con muestra de amor el Gobernador le hizo y dixo, antes lo incitaron á mayor locura y desatino, porque avasallado de la furia y temeridad, estaba ya incapaz de consejo. y de toda razon, ingrato y desconocido al perdon y beneficios por el Gobernador hechos, y como hombre perdido, gobernandose por su pasion, no paró hasta ver su destruccion y muerte, y la de sus vasallos, como adelante veremos.

#### CAPITULO XL

# Donde se responde á una ob

Antes que pase adelante e tra historia, será bien rest una objeccion que se nos po ner diciendo, que en otras l de las Indias Occidentales, n llan cosas hechas ni dichas Indios como aquí las escribin que comunmente son teni gente simple, sin razon ni e miento, y que en paz y el se han poco mas que bestias conforme à esto no pudierc ni decir cosas dignas de me encarecimiento, como algui hasta aquí parece que se ha y adelante con el favor de dirémos; y que lo hacemos presumir de componer, ó 1 nuestra nacion, que aunque giones y tierras esten tan

DE LA FLORIDA.

333

tes parece que todas son Indias.

A esto se responde primeramente, que la opinion que de los Indios se tiene es incierta, y en todo contraria á la que se debe tener, como lo nota, arguye y prueba muy bien el muy Venerable Padre Josef de Acosta en el primer capitulo del sexto libro de la historia natural y moral del nuevo orbe, donde remito al que lo quisiere ver, donde sin esto hallará cosas admirables escritas como de tan insigne maestro. Y en lo que toca al particular de nuestros Indios, y á la verdad de nuestra historia, como dixe al principio, yo escribo de relacion agena de quien lo vió y manejó personalmente, el qual quiso ser tan fiel en su relacion, que capitulo por capitulo, como se iban escribiendo, los iba corrigiendo, quitando ó affadiendo lo que faltaba é sobraba de lo que éi habin dicho, que ni una palabra agena por

otra de las suyas nunca las consintió; de manera que yo no puse mas de la pluma como escribiente; por lo qual, con verdad podré negar que sea ficcion mia: porque toda mi vida, sacada la buena poesía, fuí enemigo de ficciones, como son libros de caballerias y otras semejantes: las gracias de esto debo dar al ilustre caballero Pedro Megia de Sevilla, por . que con una reprehension que en la heroyca obra de los Cesares hace á los que se ocupan en leer y componer los tales libros, me quitó el amor que como muchacho les podia tener, y me hizo aborrecerlos para siempre.

Pues decir que escribo encarecidamente por loar la nacion, porque
soy Indio, cierto es engaño; porque con mucha vergüenza mia confieso la verdad, que antes me hallo
con falta de palabras necesarias para
contar y poner en su punto las verdades que en la historia se me ofre-

# DE LA PLORIDA.

cen, que con abundancia de ellas para encarecer las que no pasaron Y esta falta causó la infelicidad del tiempo de mis nifieces, que faltaron escuelas de letras, y sobraron las de las armas, así las de á pie como las de á caballo, particularmente las de la gineta; en la qual, por ser la silla con que nuestra tierra se ganó, mis condiscípulos y yo nos exercitamos desde muy muchachos, tanto que muchos de ellos, ó todos, salieron famosos hombres de á caballo, y esto fue habiendo aprendido poco mas de los nominativos, de que ahora me doy por infelicisimo, aunque la culpa no fue nuestra ni de nuestros padres, sino de nuestra ventura, que no tuvo entonces mas que darnos, por ser la tierra tan recien ganada. y por las guerras civiles que luego sucedieron de los Pizarros y Almagros, hasta las de Francisco Hernandez Giron. Con las quales faltaron los maestros de las ciencias, y sobraron los de las armas. Ya en estos tiempos, por la misericordia de Dios, es al contrario.

Volviendo á nuestro primer propósito, que es de certificar en ley de christiano que escribimos verdad en lo pasado, y con el favor de la suma verdad, la escribirémos en lo por venir, diré lo que en este paso me pasó con el que me daba la relacion; al qual, sino lo tuviera por fan hijodalgo y fidedigno como lo es, y como adelante en otros pasos dirémos de su reputacion, no presumiera yo que escribia tanta verdad como la presumo, y certifico por tal. Digo pues, que llegando á la respuesta que hemos dicho, que los quatro Indios capitanes dieron al Gobernador, y luego á la de los tres mozos, hijos de señores de vasallos. pareciéndome que las razones, conforme à la comun opinion que de los-

### DE LA PLORIDA.

Indios se tiene, eran mas que de Indios bárbaros, le dixe: Segun la reputacion universal en que los Indios están, no han de creer que son suvas estas xazones. Respondióme: Bien sabeis que la opinion es falsa, y no hay que hacer caso de ella, antes será justo deshacerla con decir la verdad de lo que en ello hay; porque como vos mismo lo habeis visto y conocido, hay Indios de muy buen entendimiento, que en paz y en guerra, en tiempos adversos y prós. peros, saben hablar como qualquiera otra nacion de mucha doctrina.

Lo que os he dicho respondieron los Indios en substancia, sin otras muchas lindezas, que ni me acuerdo de ellas, ni que me acordase las sabria decir como ellos las dixeron; tanto que el Gobernador y los que con el estabamos, nos admiramos de sus palabras y razones, mas que no de la hazaña de haberse dexado estar TOMO I.

bernador le perdonase las palabras desordenadas que con mala relacion había hablado de los Castellanos, mas que ahora que estaba desengañado, mostraria: por las obras quanto deseaba servir á su Señoria y á todos los suyos, y por ellas satisfaria lo que con las palabras les hubiese ofendido, y para lo hacer con mejor titulo dixo, que por sí y en nombre de todos sus vasallos daba á su Señoria la obediencia, y le reconocia por Señor.

El Gobernador le recibió y abrazó con mucha fidelidad, y le dixo, que no se acordaba de las palabras pasadas, porque no las habia oido para tenerlas en la memoria, que de la amistad presente holgaba mucho, y holgaria asimismo saber su voluntad para darle contento sin salir de su gusto.

El Maese de Campo, los demas capitanes de guerra, los ministros

DE LA FLORIDA.

339

mas que en las bravosidades y terriblezas de Vitachuco, y de otros principales, que adelante hallarémos, os alargueis, no llegueis donde ellos estaban en sus grandezas y hazañas.

Por todo lo qual escribid sin escrúpulo alguno lo que os digo, creanlo ó no lo crean, que con haber dicho verdad de lo que sucedió, cumplimos con nuestra obligacion, y hacer otra cosa seria hacer agravio á las partes. Todo esto, como lo he dicho, me pasó con mi autor, y yo lo pongo aquí para que se entienda y crea que presumimos escribir verdad, antes con falta de elegancia v retórica necesaria para poner las hazafias en su punto, que con sobra de encarecimiento, porque no lo alcanzo, y porque adelante en otras cosas tan grandes y mayores que verémos, será necesario reforzar la reputacion de nuestro crédito, no

340 HISTORIA

diré ahora mas sino que volvamos à nuestra historia.

### CAPITULO XLIII.

Desatino que ordenó Vitachuco para matar los Españoles, y causó su muerte.

Los Indios que salieron rendidos de la laguna pequeña, que fueron mas de novecientos, habian quedado por órden del Gobernador presos y repartidos entre los Castellanos, para que de ellos se sirviesen como de siervos, y los tuviesen por tales, en pena y castigo de la traicion que habian cometido, lo qual se hizo solo por amedrentar y poner freno á los Indios de la comarca donde la fama del hecho pasado llegase, porque no se atreviesen á hacer otro tanto; empero con propósito de soltarlos, y darles libertad luego que saliesen de su provincia.

#### DE LA FLORIDA.

Pues como Vitachuco, que estaba retirado en su casa en figura de preso, supiese esto, y como el triste estuviese ciego en su pasion, y de noche y de dia no imaginase en otra cosa, sino de qué manera pudiese matar los Españoles, precipitado ya en su obstinacion y ceguera, le pareció que por ser aquellos novecientos Indios, segun la relacion de quatro pagecillos que le servian, y segun que era verdad, de los mas nobles, valientes y escogidos de toda su gente, bastarian ellos solos á hacer lo que todos juntos no habian podido, y que cada qual de ellos podria matar un Castellano, como él pensaba matar al suyo, pues poco mas ó menos eran tantos los Indios como los christianos. Persuadióse que al tiempo de acometer el hecho tendrian ventaja los Indios á los christianos, porque seria quando todos ellos estuviesen descuidados comiendo, y tambien porque no estarian recatados de hombres rendidos, hechos esclavos y sin armas. Y como imaginó el desatino, así se precipitó en él, sin advertir si los Indios estaban aprisionados ó sueltos, si tendrian armas ó no, pareciéndole que como á él no habian de faltar armas, hechas de sus fuertes brazos, así las tendrian todos ellos.

De esta determinacion tan acelerada y desatinada dió cuenta Vitachuco por sus quatro pages á los
mas principales de los novecientos
Indios: mandóles que para el tercero dia venidero á mediodia en punto estuviesen apercibidos para matar
cada uno de ellos al Español que le
hubiese cabido en suerte por señor,
que á la misma hora él mataria al
Gobernador, y que tratasen esto
con secreto, pasando el mandato de
unos á otros. Y que para empezar el
hecho les daba por seña una voz,

que quando matase al General daria, tan recia que se oyese en todo el pueblo. Esto mandó Vitachuco el mismo dia que el Gobernador le habia dado la reprehension, y restituidole á su amistad y gracia, para que se vea de qué manera agradecen los ingratos y desconocidos los beneficios que les hacen.

Los pobres Indios, aunque vieron el desatino que su Cacique les enviaba á mandar, obedecieron y respondieron diciendo, que con todas sus fuerzas harian lo que les mandaba, ó moririan en la empresa.

Los Indios del Nuevo Mundo tienen tanta veneracion, amor y respeto á sus Reyes y Señores, que los obedecian y adoraban, no como á hombres sino como á Dioses: que como ellos lo mandasen, tan facilmente se arrojaban en el fuego como en el agua, porque no atendian á su vida, ó muerte, sino al cum-

plimiento del precepto del señor, en el qual ponian su felicidad: y por esta religion, que por tal la tenian, obedecieron a Vitachuco tan llanamente sin replicarle palabra alguna.

Siete dias despues de la refriega y desbarate pasado, al punto que el Gobernador y el Cacique habian acabado de comer, que por hacerlo amigo le hacia el General todas las caricias posibles. Vitachuco se enderezó sobre la silla en que estaba sentado, y torciendo el cuerpo á una parte y á otra, con los puños cerrados extendió los brazos á un lado y á otro, y los volvió á recoger hasta poner los puños sobre los hombros y de allí los volvió á sacudir una y dos veces con tanto impetu y violencia que las canillas y coyunturas hizo crugir, como si fueran cañas cascadas. Lo qual hizo por despertar w llamar las fuerzas para lo que pensaba hacer; que es cosa ordinaria, y casi convertida en naturaleza hacer esto los Indios de la Florida quando quieren hacer alguna cosa de fuerzas.

Habiéndolo pues hecho, Vitachuco se levantó en pie con toda la bravosidad y fiereza que se puede imaginar, y en un instante cerró con el Adelantado, á cuya diestra habia estado al comer, y asiéndole con la mano izquierda por los cabezones, con la derecha á puño cerrado le dió un tan gran golpe sobre les ojos, narices y boca, que sin sentido alguno como si fuera un nino lo tendió de espaldas á el, y á la silla en que estaba sentado: v para acabarlo de matar se dexó caer sobre él, dando un bramido tan recio que un quarto de legua en contorno se pudiera oir.

Los caballeros y soldados, que acertaron á hallarse á la comida del General, viéndole tan mal tratado,

y en tanto peligro de la vida por un hecho tan extraño y nunca imaginado, echando mano á sus espadas arremetieron á Vítachuco, y á un tiempo le atravesaron diez ó doce de ellas por el cuerpo, con que el Indio cayó muerto, blasfemando del cielo y de la tierra por no haber salido con su mal intento.

Socorrieron estos caballeros á su Capitan en tan buena coyuntura, y con tan buena dicha, que á no hallarse presentes para valerle, ó á tardarse algun tanto con el socorro, de manera que el Indio pudiera darle otro golpe, lo acabara de matar, que el que le dió fue tan bravo que estuvo el Gobernador mas de media hora sin volver en sí, y le hizo reventar la sangre por los ojos, narices, boca, encias y labios altos y baxos, como si le diera con una gran maza. Los dientes y muelas quedaron de tal manera atormentados que

DE LA FLORIDA.

se le andaban para caer, y en mas de veinte dias no pudo comer cosa que se hubiese de mascar, sino viandas de cuchara. El rostro, particularmente las narices y labios, quedaron tan hinchados que en los veinte dias hubo bien que emplastar en ellos. Tan terrible v fuerte como hemos dicho se mostró Vitachuco para haber de morir; de donde se coligió, que los fieros y amenazas tan extrañas que de principio habia hecho, habian nacido de esta bravosidad y fiereza de ánimo, la qual por haber sido rara, no habia admitido consigo la consideracion, prudencia y consejo que los hechos grandes requieren.

Juan Coles, demas de lo que hemos dicho de la pufiada, añade que derribó con ella dos dientes al Gobernador.

### CAPITULO XL1

Extraña batalla que los Indi sos tuvieron con sus amo

Oida la voz del Cacique, 1 como digimos habia dado á s sallos por seña de la desespe que causó su muerte, y la de ellos, sucedieron en el Real Indios y Españoles lances no crueles y espantables que digrisa; porque en oyendo el br del Cacique, cada Indio arre con su amo por le matar ó her vando por armas los tizones dego, ó las demas cosas que manos tenian, que á falta de l deseaban, convertian en armas sivas quanto hallaban por dela

Muchos dieron á sus amos cara con las ollas de su comidi segun las tenian hirviendo algui lieron quemados. Otros les diero

#### DE LA FLORIDA.

349

platos, escudillas, jarros y cántaros. Otros con los bancos, sillas y mesas, donde las habia, y con todo lo demás que á las manos se les ofrecia, aunque no les servia mas que de mostrar el deseo que tenian de los matar, segun que cada uno podrá imaginar que pasaria en caso semejante.

Con los tizones hicieron mas daño que con otras armas, y pudo ser que los tuviesen apercibidos para este efecto, porque los mas salieron con ellos. Un Indio dio á su amo un golpe en la cabeza con un tizon, y lo derribó á sus pies, y acudiéndole con otros dos ó tres le hizo saltar los sesos: muchos Españoles sacaron desbaratadas las cejas y narices, y estropeados los brazos á tizonazos: otros alcanzaron grandes puñadas, bofetones, pedradas ó palos, cada qual segun le cupo la suerte de tan civil mercado, como den-



tro en sus casas sin pensarlo ellos se les ofreció.

Un Indio, despues de haber maltratado á palos á su amo, y hechole los hocicos á puñadas, huyendo de otros Castellanos que venian al socorro, subió por una escalera de mano á un aposento alto, llevó consigo una lanza que halló arrimada á la pared, y con ella defendió la puerta de manera que no le pudieron entrar.

A la grita acudió un Caballero deudo del Gobernador, que se decia Diego de Soto, que traía una ballesta armada, y desde el patio se puso á tirarle. El Indio, que no pretendia conservar la vida sino venderla lo mejor que pudiese, no quiso, aunque vió que el Español le apuntaba con la ballesta, huir el cuerpo, antes por tirar bien su lanza, se puso frontero de la puerta, y la desembrazó al mismo tiempo que Diego de Soto

#### DE LA FLORIDA.

341 soltaba su ballesta: no le acertó el Indio con la lanza, mas pasóle tan cerca del hombro izquierdo, que dándole con el hasta un gran varapalo, le hizo arrodillar en tierra, y hincó por ella media braza de la lanza que quedó blandeando en el suelo. Diego de Soto acertó mejor al Indio, que le dió por los pechos y le mató. -

Los Españoles, vista la desvergüenza y atrevimiento de los Indios, y sabiendo quan mal parado. estaba el Gobernador de la puñada, perdieron la paciencia, y dieron en matarlos y vengarse de ellos, principalmente los que estaban lastimados de los palos, o afrentados de las bofetadas, los quales con mucha colera mataban los Indios que topaban , por delante.

Otros Españoles que no se daban por ofendidos, pareciéndoles cosa in-, digna de sus personas y calidad matar bombres rendidos, puestos en figura y nombre de esclavos, los sacaban á la plaza, y los entregaban á los Alabarderos de la guarda del Gobernador que en ella estaban para los justiciar, los quales los mataban con sus alabardas y partesanas. Y para que los Indios interpretes, y otrosque en el exército habia de servicio, llevados de las provincias que atrás habian dexado, metiesen prendas, y se enemistasen con los demas Indios de la tierra, y no osasen adelante huirse de los Españoles, les mandaban que los flechasen y los ayudasen á matar, y así lo hicieron.

Un Castellano ilamado Francisco Saldafia, pequeño de cuerpo, y muy pulido en sí, por no matar un Indio que le habia cabido en suerse quando los dieron por esclavos, lo llevaba tras sí atado por el pescuezo a un cordel, para lo entregar a los justiciadores. El Indio, quando asomó a la plaza y vió lo que en ella pasaba,

### DE LA FLORIDA.

353

recibió tanto corage, que asió á su amo por detrás como venia, con la una mano por los cabezones, y con la otra por la orcajadura, y levantándolo en alto como á un niño lo volvió cabeza abaxo, sin que el Castellano pudiese valerse, y dió con él en el suelo tan gran golpe que lo aturdió, y luego saltó de pies sobre él con tanta ira y rabia que hubiera de rebentarlo á coces y patadas.

Los Españoles que lo vieron, acudieron al socorro con las espadas en las manos. El Indio, quitando á su amo la que traía ceñida, salió á recibirlos tan feroz y bravo, que aunque ellos eran mas-de cincuentalos detuvo, haciendo de ellos una gran rueda, trayendo la espada á dos manos, con tanta velocidad de cuerpo y desesperacion del animo, que mostraba bien el deseo y ansia que tenia de matar alguno antes que lo

matasen. Los Castellanos se apartaban de él no queriendo matarle, por no recibir daño atrueque de matar un desesperado. Así anduvo el Indio cercado de todas partes, acometiendo á todos, sin que alguno quisiese acometerle, hasta que traxeron armas enastadas con que lo mataron.

Estos y otros muchos casos semejantes acaecieron en esta mas que
civil batalla, donde hubo quatro Españoles muertos, y muchos malamente lastimados. Y fue buena diccha que los mas Indios estaban en
cadenas y otras prisiones, que á hallarse sueltos, segun eran valientes
y animosos, hicieran mas daño: mas
con todo eso aunque aprisionados,
tentaron hacer todo el que pudieron,
por lo qual los mataron á todos sin
dexar alguno á vida, que fué gran
lastima.

Este fin tuvo la temeridad y soberbia de Vitachuco, nacida de su animo mas feroz que prudente, sobrado de presuncion, y falto de consejo, que sin propósito alguno se causó la muerte, y la de mil y trescientos vasallos suyos, los mejores y mas nobles de su estado, por no haberse aconsejado con alguno de ellos, como lo hizo con los estraños, que como tales despues le fueron enemigos.

Tambien causó la muerte de los quatro buenos capitanes que habian escapado de la pequeña laguna, que á vueltas de los demás Indios los mataron á ellos: porque van á mal partido los cuerdos que están sujetos y obligados á obedecer y hacer lo que ordena y mañda un loco, que es una de las mayores miserias que en esta vida se padece.

# ÍNDICE

## DE LOS CAPÍTULOS

### QUE CONTIENE ESTE TOMO.

|                                      | Pág. |
|--------------------------------------|------|
| I. Hernando de Soto pide la          |      |
| conquista de la Florida al           |      |
| Emperador Carlos V: S. M.            |      |
| le bace merced de ella               | 1    |
| II. Descripcion de la Florida.       |      |
| Quien fue su primero, se-            |      |
| gundo y tercero descubridor.         |      |
| III. Otros descubridores que         |      |
| ban ido à la Florida                 | _    |
| IV. Otros que ban becho la mis-      |      |
| ma jornada de la Florida.            |      |
| Costumbres y armas en co-            |      |
| mun de sus natarales                 |      |
| V. Publicanse en España las          |      |
| provisiones de la conquista:         |      |
| aparato grande que para ella se bace |      |
| VI. Número de gente, y Ca-           |      |
| pitanes que se embarcaron            |      |
| para la Florida                      |      |
| VII. Lo que sucedió 4 la ar-         |      |
| mada la primera noche de             |      |
|                                      |      |

| Índice.                                                                                                      | 357 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| su navegacion<br>VIII. Llega la armada á San-<br>tiago de Cuba: lo que á la<br>nao capitana sucedió á la en- | 44  |
| trada del puerto IX. Batalla naval de dos na-<br>vios dentro del puerto de                                   | 52  |
| Santiago de Cuba X. Prosigue el suceso de la ba-                                                             | 60  |
| talla naval basta su fin<br>XI. Fiestas que al Gobernador                                                    | 68  |
| bicieron en Santiago de Cuba.<br>XII Provisiones que el Go-<br>bernador proveyó en San-                      | 73  |
| tiago de Cuba XIII. El Gobernador va á la Habana: prevenciones que en ella bace para su con-                 | 80  |
| quista                                                                                                       | 87  |
| nan Ponce<br>XV. Cosas que pasan entre<br>Hernan Ponce de Leon, y                                            | 95  |
| Hernando de Soto ; embarca-<br>se el Gobernador para la Flo-                                                 | •   |
| rida                                                                                                         | 103 |

| 358 ÍNDICE.                                  |
|----------------------------------------------|
| Panfilo de Narvaez 111                       |
| XVII. Tormentos que un caci-                 |
| que daba á un Español, es-                   |
| clavo suyo 119                               |
| XVIII. Prosigue la mala vida                 |
| del cautivo christiano 129                   |
| XIX. Magnanimidad del cura-                  |
| ca, 6 cacique Mucozo 136                     |
| XX. Envia el Gobernador por                  |
| Yuan Ontin                                   |
| Juan Ortiz 145<br>XXI. Lo que sucedió à Juan |
| Ontin and les Esta Salas and                 |
| Ortiz con los Españoles que                  |
| por él iban                                  |
| XXII. Fiesta que todo el exér-               |
| cito bizo á Juan Ortiz: vie-                 |
| ne Mucozo à visitar al Go-                   |
| bernador                                     |
| XXIII. Viene la madre de Mu-                 |
| cozo muy ansiosa por su bijo. 171            |
| XXIV. Prevenciones que para .                |
| el descubrimiento se bicie-                  |
| ron: como prendieron los In-                 |
| dios un Español 176                          |
| XXV. Se empieza el descubri-                 |
| miento, y la entrada de los                  |
|                                              |
| Españoles la tierra adentro. 186             |
| XXVI. Lo que sucedió al Te-                  |
| niente General yendo á pren-                 |
| der à un curaca 194                          |

| ÍNDICE.                      | 359   |
|------------------------------|-------|
| XXVII. Relucion que Baltasa  | r     |
| de Gallegos envió de lo qu   | e     |
| babia descubierto            | . 202 |
| XXVIII. Pasan mal dos vece   |       |
| la cienega grande: el Gober  | -     |
| nador sale à buscarle paso   | :     |
| lo balla                     | . 200 |
| XXIX. Lo que pasaron los do  | s     |
| Españoles en su viage bast   | a     |
| que llegaron al Real         | . 220 |
| XXX. Salen treinta lanzas ei | 2     |
| pos del Gobernador           | . 232 |
| XXXI. Descomedida respuest   |       |
| del Señor de la provinci     | a     |
| Acuera                       | 240   |
| XXXII. Llega el Gobernados   | •     |
| á la provincia Ocali         | . 248 |
| XXXIII. Otros sucesos qu     | e .   |
| acaecieron en la provincio   | Į.    |
| Ocali                        | . 255 |
| XXXIV. Hacen los Españole    | s     |
| una puente: pasan el rio d   | e     |
| Ocali: llegan á Ocbile       | . 261 |
| XXXV. Viene de paz el ber    | -     |
| mano del curaca Ochile: en   | -     |
| vian embaxadores á Vita      | -     |
| _ chuco                      | . 270 |
| XXXVI. De la soberbia y des  | ;-    |
| atinada respuesta de Vita    |       |
|                              |       |

.

| 360 INDICE.                   |           |      |
|-------------------------------|-----------|------|
| chuco. XXXVII. Vitachuco      |           | 276  |
| XXXVII. Vitachuco             | sple de   | •    |
| paz : arma traition á         | los Es-   |      |
| pañoles                       | :         | 284  |
| XXXVIII. Vitachuco            | manda     | •    |
| á sus Capitanes conci         | luyan la  |      |
| traicion: pide al G           | oberna-   |      |
| dor salga å-mer su j          | gente     | 295  |
| XXXIX. Prenden à              |           |      |
| co: rompimiento de            | batalla   |      |
| que bubo entre Indio          | s y Es-   |      |
| pañoles                       | ;         | 302  |
| pañoles XL. Espacioso rendirs | e de los  |      |
| Indios vencidos: co           | nstancia  |      |
| de siete de ellos             | 3         | 312  |
| XLI. De lo que pasó           | al Go-    |      |
| bernador con los tres         |           |      |
| Señores de vasallos.          | 3         | 322  |
| XLII. Donde se respon         | de à una  | ,    |
| objection                     |           | 332. |
| XLIII. Desatino que ora       | denó V i- |      |
| tachuco para matar            | los Es-   |      |
| pañoles, y causó su           | muerte.   | 340  |
| XLIV. Extraña bate            | alla que  | •    |
| los Indios presos             |           |      |
| con sus amos                  |           | 348  |
|                               |           | -    |

FIN DEL TOMO I.



.

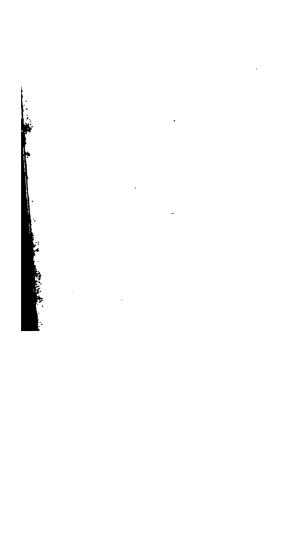



.

.

**,** 



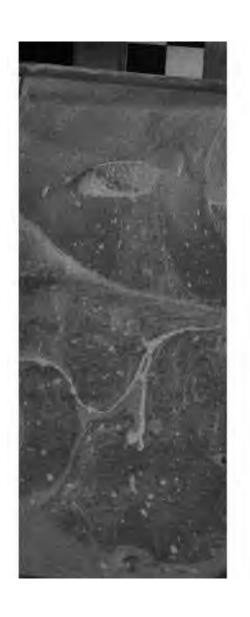